## COMEDIA FAMOSA.

# LOS ESCLAVOS DE SU ESCLAVA,

## Y HACER BIEN NUNCA SE PIERDE.

DE DON JUAN DEL CASTILLO.

#### PERSONAS QHE HABLAN EN ELLA.

Don Enrique.
Don Pedro, Viejo.
Leonor, su bija.
Elvira, Criada.

Penacho, Gracioso. El Rey de Argél. Aurora, su hija. Muley, Moro.

Mustafá, y Alí, Morosa Tusco, Moro Gracioso, Dos Cortesanos. Dos Marineros.

#### JORNADA PRIMERA.

Salen Mustafá, y Ali huyendo del Rey, que sale con el alfange desnudo, y hinemado dese de rodillas.

Rey. VIllanos, viles, traydores, oy morireis à mis manos, pues intentais alevosos ocultar con vuestro engaño, que falta Aurora de Argél, que falta el bien que idolátro en mi hija; ya he sabido, por mas que lo han ocultado vuestras deslealtades, que desse Parque la robaron unos aleves Piratas: mas cómo, infames, villanos, fue tanto vuestro descuido? Must. Señor, fue tan impensado el desesperado arrojo de los astutos Cosarios, que es casi increible, que su valor llegasse à tanto, que à la Princesa robassen estando en el Parque, quando las centinelas, y guardas se rendian al descanso en el rigor de la siesta, y en este tiempo lograron la faccion; pero Muley,

hecho un vigilante Argos, los figue en la Capitana, desde el tiempo que ha faltado de Argél vuestra Real Alteza. Rey. Suspendase vuestro labio. Cómo, Profeta Mahoma, este dolor, este agravio permites, con tantas penas como padezco, faltando mi hija Aurora, pues sus luces dexan en ererno caos quanto domína en el Orbe el Gran Señor Otomano? Pero confiado vivo la he de ver en mi Palacio segunda vez, restaurada por el invencible brazo de Muley, mi General, à el qual le ofreci su mano por premio de sus hazañas; y si él como interessado no la restaura, mi Reyno vivirá en eterno llanto: Mas qué belico acento lisonjéa las rafagas del viento?

Must. Muley, señor, que desembarca usano, que viene de seguir al vil Christiano. Sale Muley, y Tusco, Moro ridiculo. Mul. Dame à besar, señor, vuestra Real planta.

Rey. A mis brazos levanta, y tu labio refiera este sucesso. Mul. Oye, señor, en tragico progresso,

segun tengo entendido, y las guardas del Parque han referido. Baxando la Princesa à los jardines de tu Alcazar, señor, cuyos confines se unen con el Parque, y la Marina, sola se determina quedarle entre las flores, para dar mas fragrancia à sus candores, à tiempo que la puerta, que esse pielago baña, quedó abierta, que tal inadvertencia fue de un tal acaso providencia. A este tiempo, señor, unos Cosarios, (Españoles al fin) pues temerarios corrian eslas Playas arenosas, Campañas de Neptuno procelosas: ganaron, gran señor, una ensenada,

ganaron, gran señor, una ensenada, y en ella consiguiendo una embescada del Palacio à la vista (por ser muy breve espacio el que dél dista:)

la Nave dexa su animo atrevido, y habiendo de mas cerca conocido, de cespedes, y sauces emparados, que yacen descuidados centinelas, y guardas sin recelo, con temerario anhelo al Parque se abanzaron, y su mansion slorida registraron.

Al llegar codiciosos à una suente, que era de unos rosales transparente, advirtieron que ollaba una Deidad sus slores, y les daba con el contacto de su pie briosa, si purpura al Jazmin, nieve à la Rosa. Por lograr sus intentos, con passos mas que lentos, su osadía villana

se atreve à su hermosura soberana, y el hacerlos osados, sue el estar de sus rayos deslumbrados,

que el que atrevido al Sol à mirar llega, de razon, y de vista à un tiempo ciega. Aurera descuidada, y divertida, sin poder su valor hacer huida; y esto para su intento, sue motivo de darles mas aliento, y con siera osadía robaron à la Aurora al medio dia. Zarparon sugitivos de esse Puerto, sin haber descubierto el homenage al Vergantín brioso, hasta que el lastimoso clamor de aquellas, que à su Alteza

llevar, aviso dieron
à las guardas, y à mi la infeliz nueva;
y viendo que me lleva
el alma el Vergantín, con noble aliento,
surtí en la Capitana en seguimiento.
No los perdí de vista hasta la tarde,
que el Mar haciendo alarde
de su soberbia suma,
cortando los Planetas con la espuma,
con tan siera tormenta, que las olas

las roxas vanderolas dexaban por despojos en el Cielo, ya el Turquesado velo las gavias taladraron, y en su globo dexaron dos claraboyas mas, por donde viera el rumbo de la Aurora, y su carrera.

La Nave con los fuertes movimientos del uracán, y los contrarios vientos, tal vez hasta el abismo descendia, y tal hasta la esfera la subia el siero Mar sobre sus hombros canos, donde tus Africanos

tan cerca del Empyreo ya se vieron, que pudieron quedarse, si quisseron. Enredadas las gavias en los rayos del Sol, ya de Planeta formó ensayos la Galera, pues su empinada frente tocó del quarto Cielo lo eminente, que à tener en las slamulas armellas, pendiente se quedára de las Estrellas. Assi se navegaba,

y tanto la Galera se acercaba
à la Celeste Essera,
y aquella ardiente hoguera,
dando bordos, y gyros
por campos de cristales, y zasiros;
y tanto con el Sol llegó à estrecharse,
que temió por las jarcias abrasarse:
mas temiendo baxar hecha ceniza,
ayudandola el arte de la hiza,

6

se desprendió de entre la llama ardiente, tan veloz, y tan ligeramente, del ceruleo cristal a lo profundo, que dar noticias pudo de otro Mundo. Cerró, señor, la noche tenebrosa la puerta al dia, y à la luz hermosa, y desplegando el manto, todo el Orbe pobló de horror, y espanto, v las Celestes luces las vistió de sus lóbregos capuces. Al despertar la Aurora sonolienta, sossegó la tormenta, mas nuestra adversa suerte vió dos veces el rostro de la muerte; una en la confusion, otra violenta en la amenaza de la cruel tormenta, con que el rumbo trocado, seguir à los Piratas fue escusado; pues parece que el viento sus alas les presto para su intento, que à no haberlos benevolo librado, de mi furor no hubieran elcapado. Mi designio frustrado, me resuelvo à dexar de seguirlos; y assi buelvo la proa à Argél con prompta ligereza, à tomar nueva orden de tu Alteza; y por Alá te juro, por su Profeta sacro, à quien procuro obligar con mi ruego, irritado de enojo, de amor ciego, de no bolver jamás à tu presencia sin la Princesa, en cuya diligencia ha de ver el Christiano el estrago mayor, mas inhumano, el Africa, y el Mundo mi fineza, libre Aurora, con gusto vuestra Alteza. Rey. Publiquese desde luego por todo el Reyno un Edicto, el qual notorio haga à todos, que qualquier Vassallo mio, ù de otro Reyno Estrangero, que con certeza dé aviso, donde la Princesa se halla, siendo noble, él preferido lera, y en quantos honores, mercedes, y beneficios mi grandeza hacerle puede; y si es plebeyo, me obligo à darle diez mil zequies, y admitirle en mi servicio. Tuse. Senior, mandar que me dar la media de lo ofrecido,

que me partir al instante. Mul. Quita, loco. Tusc. Cordo, quitos Rey. Muley, partios al punto, pues el tiempo os es propicio: y ya que teneis la Armada de Galeras, y Navios en el Puerto, ordeno, que lleveis los mas escogidos Soldados para la empressa: que yo, por lo que os estimo, os buelvo à dar la palabra de haceros esposo digno de mi Aurora, y en Argél sereis como yo servido. Mul. Con tal favor, gran señor, me infundis mas nobles brios, para pattir luego al punto; y esse pielago de vidrio tan continuo ha de brumar vuestras Naves, que al preciso peso del Abéto agovie la espalda al Mar cristalino, no dexando clima estraño, que no registre atrevido, desde el nevado Alemán, hasta el mas tostado Indio. Disparad pieza de leva. Disparan. Rey. Mahoma vaya contigo. Vase el Rey con los dos. Mul. Tusco? Tusc. Senior, qué mandar? Mul. Prevén luego los vestidos que están hechos à la moda de España, que determino correr todas quantas Costas guarnece esse cristalino espejo, pues Españoles, segun el Vaso que vimos, nos lo dió à entender que fueron los que ciegos, y atrevidos emprendieron tal arrojo: de su essuerzo estoy corrido.

Tusc. Lievar vestidos de Frayle? Mul. No, que tengo discurrido el modo que he de tomar. Tuse. Tu tener raro capricho; tu vestir de Cabaliero? si gasas el Christianilio, que conocer, porque estar tiempos en Argél cautivos, cómo poder escapar? Mul. Por esso voy prevenido de cartas, y otros papeles

de

de diversos apellidos de familias Españolas, que las hube de un cautivo, que tenia en mi poder; y con propriedad del mismo el idioma Español supe hablar, como aquel nativo Arabe mio, y podré conseguir lo que imagino. Tuk. Y yo hablar tambien Chrestiano, que affi no tener peligro. Mul. Vamos, pues, Tusco, à embarcar. Tusc. Ya me alegrar el galiño en solo pensar bebir de aquel clarete tintilio, que en Malaga se crió en pampanos, è racimos. Salen Enrique, y Penacho de Cortesanos. Pen. Señor mio, bien lo has hecho, el dinero que has traído à esta Feria, lo has gastado en enterrar à un podrido Difunto, sin mas, ni mas. Enr. En nada distribuirlo pude mejor, que en tal obra, pues que por pobre el debido sepulero se le negaba, por estar debiendo al Fisco la cantidad que pagué por él, que es rigor impio, que para un cadaver no haya noble piedad en los vivos, passando de los umbrales de la muerte el recto juicio de la Justicia del Mundo; y affi affifti compassivo à celebrar sus exequias, de que estoy desvanecido. Pen. Puedes con razon estarlo; pero no huele à tomillo esto de andar con Difuntos en cumplimientos tan finos. Enr. Por qué causa! no te entiendo. Pen. Porque ya está conocido, que te vendrá à dar las gracias de este heroico beneficio. Enr. Qué mayor felicidad, que haber de cierto entendido, que fue acepta la limofna? Pen. No quisiera de improviso, que quando mas descuidados estuvieramos, el dicho

Difunto venga à dar gracias, si es que à la Gloria se ha idos Enr. La alegria fuera mia de saber que fui motivo yo de que por mi gozasse tesoro tan infinito. Pen. Para mi no será gusto hablar con muertos, ni oirlos, que tienen la voz pausada, y el rostro descolerido, oliendo à cera amarilla, en vez de pavete fino. Enr. Dexa locuras, y advierte, que ahora no folicito, que à noticias de mi padre llegue, quando fuera digno que lo supiesse: mas es tan estraño, que imagino, que lo que fue caridad, lo atribuya à desperdicio; y affi el secreto te encargo. Pen. Siempre observé aquel estilo: mas vale callar, que hablar, que para Criado afirmo, que no es poco, y ya no hay Sanchos Enr. Yo te prometo un vestido, que es razon, y lo mereces por tu lealtad, y cariño. Pen. Grande palabra por Dios, que eres Andalúz castizo, si assi como dices haces. Enr. A las obras me remito, en esta Playa es la Feria, que siempre en Malaga ha side la mas célebre de España, donde Estrangeros distintos concurren, por haber paces, segun los fueros antiguos: vamos viendo que hay en ella. Pen. Lo que habrá serán vestidos. Enr. Ya te entiendo. Pen. Es por si acaso Enr. Tente, que à esta parte miro un gran concurso de gente; lepamos qué es el metivo, pues se acerca. Pen. Si es mortorio,

à Dios dinero, y vestido.

Salen Aurora de Mora llorando, y des
Marineros Christianos.

Aur. Injusta fortuna impía,
tus triunses cada dia mas
fabricandolos estás

de la infeliz suerte mia.

No te bastaba, cruel, verme cautiva, y rendida, sino en público vendida, siendo Princesa de Argél? Mar. 1. Valerosos anduvimos, pues hasta el Parque llegamos, y en sus jardines robamos à esta Mora. Mar. 2. Ya corrimos quantas Costas tiene el Mar para haberla de vender. Mar. 1. Aquí en Malaga ha de ser donde nos la han de comprar. Mar. 2. Lo que hay en nuestro favor, además de su nobleza, es su singular belleza, y el precio ha de ser mayor. Aur. Ya es preciso el ocultar ap. mi nombre, y sér desde oy, por si tan dichosa soy, que me llegue à rescapar; pues siendo de baxa esfera, le facilita mejor. Fortuna, cesse el rigor, Llora. no me atormentes severa, Enr. Su pena me compadece, los efectos me señalan, que es de venta la Cautiva: qué precio tiene! Mar. 1. La Esclava se feria en quinientos pesos. Pen. Essos mismos de patadas te diera yo en la barriga, y fueran bien empleadas: à Dios dinero, y vestido. Enr. No pedis mucho. Mar. 2. Es gallarda, y de linage muy noble. Pen. Pues será de buena casta. Aur. Aurora, quando juzgaste que à aquestos lances llegaras? há cruel fortuna, hasta quando has de ser conmigo ingrata! Enr. Su desgracia me enternece. Pen. Y es, señor, muy justa causa, que yo ya lloro tambien; mas es, porque ni aun las mangas espero de aquel vestido, que ha poco que me comprabas. Enr. Hermofa Deidad sautiva, fi fuera capáz el alma, la diera en cambio, y rescate, porque libertad gozáras, y configuieras bolverte gustesa à tu amada Patria.

Pen. Ay señores, mi vestido. y qué ricas son las franjas. Enr. Y pues el alma no es precio para estos Piratas, que solo el oro apetecen, del oro mi amor se valga, pues pedis quinientos pesos. Pen. Mi vestido anda en balanzas. api Enr. Tomadlos, la Esclava es mia: en esse bolfillo se halla Dales un bolso. aun mas de lo que pedís. Mar. 1. Muy bien podeis estimarla. En. Id con Dios.

Los dos. El Cielo os guarde. Vanses.

Pen. A Dios ladrones del agua: señor, estás en tu juicio, no es cosa disparatada lo que has hecho, pues tu padre sabes que nunca se paga de semejantes mugeres para que firvan su casa? Enr. Ya veo lo que me dices, Penaeho, amigo, mas basta el ver que es muger, y llora, para no desampararla. Aur. Mucho debo agradeceros la fineza, y ya postrada teneis la mas infelice, si feliz por vuestra Esclava. Enr. Alzad, señora, del suelo; viste mas preciosa cara ap. de muger? Pen. Sí ví. Enr. Di qual. Pen. La de quinientas Patacas, que llevaron los Cosarios de la liga Mexicana. Enr. Yo estoy contento con ella. Pen. Pues si lo estás, santas Pasquas; pero dime, y el vestido à quando à comptarlo aguardas, que por el Dios en que adoro, que ya el frio me traspassa. Enr. Quita, loco, que el oirte, à la atencion embaraza. Pen. Con que mi pobre vestido fue el que ha pagado la Esclava! O pesie con quien la traxo, y la parió esta mañana. Enr. Dalo per bien emplado. Pon. Los diablos lleven su alma-Enr. Vé, y en mi quarto me espera, que dispongo entrar en cala por la traspueita que sale 2]

al jardin. Pen. Muy buena maula llevas à tu padre, à Dios. Vase. Enr. No hay dicha, bella Africana, que se iguale con la mia, pues encontré quien feriára todo un Cielo à corro precio. Aur. Yo puedo estar muy ufana siendo Esclava de tal Dueño, en quien estoy confiada que mirara por mi honor, y nobleza, pues se ampara de un tan noble Caballero: ay muger mas desdichada! ap. Enr. El haberos libertado del poder de los Piratas, lo empezó la compassion, y lo acabaron mis antias; pues vuestros ojos:: Aur. Há Cielos! mucho su amor se declara, ap. aqui de todo mi honor. Caber passion tan estraña no puede en vuestra hidalguia, porque hay muy grande distancia desde un Caballero noble. à una rustica Africana: además, que por las leyes, entre vosotros contrarias, qualquier incendio que aliente amor, la razon le apaga; y ash, no me persuado quepa en vos accion bastarda, que desdiga de quien sois; eslas lisonjas guardadlas para quien os las merezca. Enr. Verdades, que el amor trata, no son lisonjas; y ash, hermola Mora, repara, que tu eres desde oy mi Dueño, pues me has cautivado el alma. Aur. Mirad que es necia porfia, y à retrenaros bastára, quando no el ser vos quien sois, ver una muger postrada al rigor de la fortuna; y aunque parezca jactancia, en aqueste humilde trage, que me aeredita villana, soy mas de lo que juzgais, que mi esclavitud recata. Noble naci, noble foy, y he de morir, si à mas passa vuestro temerario arrojo,

en defensa de mi fama, arrestada y defenderla; porque quando me faltara la nobleza que os propongo, para defender mi casta pureza, y mi limpio honor, ser yo quien soy me bastara. Pero qué es esto que digo? perdonad tal ignorancia, yo he juzgado aqueste yerro de vos (ha pena tyrana!) quando su blason vinculan todos los Nobles de España en la proteccion gloriosa de las mugeres, fue vana mi presumpcion; y ass, siendo yo una muger desdichada, que tiene en vuestra nobleza seguro el honor que guarda, es en vang mi temor: aquí me teneis postrada à vuestros pies, noble sois, y yo una misera Esclava, un blanco de la fortuna, un objeto de desgracia; compadeceos por verme cautiva, y en tierra estraña. Enr. Levanta, Mora, del suelo: su discresion, y constancia, ap. mas que su beldad, me rinde. Vamos, hermosa Africana, y nunca para templar una fiel passion, te valgas del llanto, que sus raudales mas la encienden, que la apagan, que eres sirena, y tus voces ofenden con lo que alagan. Vase. Aur. Mas llevo que padecer en mi esclavitud tyrana. Sale Muley, y Tusco en el trage Español. Mul. Despues de haber navegado todas las Costas de España en busca de la Princesa, dispongo con esta traza aquí en Malaga inquirir si alguna noticia halla mi diligencia, pues juzgo, que los incautos Piratas serian de aqueste Puerto, que son los que siempre andan invadiendo auestras Costas; y legun noticias vagas

que he tenido, estoy creyendo (pues à veces es el alma pronostico de las dichas) que es aquí donde he de hallarla. Tusc. Si permitira Mahoma, que tu tener dicha tanta: finior, con este vestido estár galan como el Alva. Mul. Es este trage Español el de mas ayre, y mas gala, y Nacion, que à las demás les hace en todo ventaja. Tusc. Tambien he oido decir que hay aquí muy belias Damas s pero ya verlo finior, que allí venir dos tapadas, brojuleando reflexas. Mul. Ayrofas vienen. Tufc. Aguarda, que juzgar que dos Chrestianos las vienen figuiendo. Mul. Passa à esta parte, y esperémos ocultos entre estas ramas. Al paño. Salen Leonor, y Elvira con mantos, siguiendolas dos Cortesanos. Leon. No te descubras, Elvira. Elv. Ay porfia mas cansada! Cort. 1. Señoras, por qué ocultais essas luces soberanas? 2. No somos dignos de ver vuestras Deidades! Leon. Es vana vuestra porfia; y os pido, que no hagais en ello instancia, que no lo confeguireis. 1. No? pues ya viene empeñada mi curiosidad en veros. 2. Y la mia. Leon. Si no basta mi ruego haceros atentos, sabed que habrá quien os haga corteses. Mul. Rara porfia! ya mi nobleza arrestada está, si passa à violencia fu desatencion villana, à defenderlas. Tusc. Por qué quieres tu sacar el cara por mugeres? Mul. Por aquella obligacion que à las Damas debe qualquier hombre noble, quando las mira arriefgadas en qualquier desdoro suyo. Leon. Es empressa temeraria. Elv. Essa es mucha grosseria. Leen. Ya he dicho habrá quien os hage

ser corteses. 1. Quien podrá oy salir à essa demanda? Mul. Yo saldré, que ya me toca Salen. por mugeres ampararlas. Tusc. Yo tambien estar valente. 1. Pues toda aquessa arrogancia castigará nuestro acero. Mul. Y yo os haré à cuchilladas, Rinen. que respeteis las mugeres. Tu/c. Vive Alá, que va de mala. Elv. Ay señora. Tusc. No temais, que ya os defender mi espada. 1. Un rayo vibra en su acero. 2. No hay quien resista su saña. Entralos. Tusc. Siguelos, que se retiran, mientras que yo guardo Damas, si es que hay quien guardarlas pueda Sale Mul. Bolvieronme las espaldas: señoras, no hay que temer, perdonad, si he sido causa de motivaros disgusto. Leon. Aunque la ocasion bastára à tenerle, vuestro esfuerzo, y vuestra atencion bizarra me borraran los temores; mas no queda assegurada mi persona, de que necios buelvan à seguirnos. Mul. Nada temais, quando yo os assisto; y ass, si no os embaraza, iré sirviendoos. Leon. Seguid, cen la atenta circunstancia, que à larga distancia sea por la nota. Mul. Con el alma haré lo que me mandais, pues le importa à vuestra fama. Leon. Galan es el Forastero. ap. Elv. Y valiente que es mas gracia. Leon. Seguidnos, pues. Wanse. Mul. Ya obedezco; tu en este sitio me aguarda, Tusco, que ya buelvo al punto. Tusc. Yo en tanto me iré à echarla à la salud de Mahoma dentro de aquella barraca, que traer todas las tripas de tanta agua marejadas, y este vino de Jamenes me decir ser de tal casta, que bebiendole venagre, despues se bolver come ambar, si acaso tocar el Norte:

y por tener me ventana al Norte como otras, muchos bolver el vino en algalia. Vale. Salen Leonor, y Elvira quitandoje los mantos, y Muley al paño. Elv. Gracias à Dios que ya estamos seguras: en esta quadra se ha entrado tu defensor. Leon. Qué dices? di que se vaya. Elv. Difelo tu, que ya llega. Sale Muley. Leon. Pues me confiesso obligada à vueitro heroice valor; debaos tambien otra hidalga atencion. Mul. Qué me mandais, que no os puedo negar nada. Leon. Que os bolvais al punto, pues está à peligro mi fama, y puede encontraros quien mi honor como suyo guarda. Mul. Quien es, señora? Leon. Mi padre; y pues es la mayor paga à un Caballero, que sea agradecida una Dama, tambien será obedecerla, dexarla mas obligada: y assi idos. Mul. Advertid, que en nada estais empeñada, pues siendo Don Juan de Oslorio, era fuerza que me hallára precisado à defenderos como noble. Leon. Mas las gracias os debo dar del favor. Elv. Ay, señora, que desgracia, que tu padre sube ya! Leon. Quien vió ocasion mas infausta! aquí no quisiera os viesse. Mul. Pues esso os embaraza! yo le contaré el sucesso, cuyo acaso ha sido causa de haber venido sirviendoos. Elv. Jesus, si à saber llegara tal, nos confunderia luego. Leon. Mejor es que en essa quadra os oculteis, entretanto que à su escritorio se passa, que yo avisaré à su tiempo. Mul. Obedecer à quien manda, es acrecentar servicios. Elv. Que llega ya à la antesala. Mul. Av, Aurora, quando el Cielo dará fin à mi esperanza!

Sale Don Pedro. Ped. Leonor? Leon. Seais bien llegado. Ped. Mucho tu hermano se tarda; h algun contrario accidente el no venir le embaraza? pues en el dia de Ferias, y mas en esta, que varias Naciones concurren, suelen suceder muchas desgracias, y de esto tengo recelo. Elv. Pues ya juzgo que está en casa, que Penacho está à la puerta, y aun mi amo está en la sala. Ped. Ya saldré de aqueste susto. Sale Enrique, Penacho, y Aurora al panoi Enr. Entra despues con la Esclava: dadme la mano, señor. Ped. Como tanto te has tardado, me tenias con cuidado. Leon. Hermano Enrique! Enr. Leonor! Ped. Y qué has feriado à tu hermana? Enr. El alhaja mas pulida que habeis visto en vuestra vida, sin lisonja es soberana. Ped. Donde està que la detienes! Salene Pen. Vesla aquí, que es estremada. Aur. Señor, à tus pies postrada, humilde una Esclava tienes. Ped. Alzad; y tu, Enrique, di, es esta la alhaja? Enr. Si. Pen. Señores, aquí fue Troya. Ped. Una Esclava, buena joya para tu hermana (sin mi me tiene, qué haya feriado lo que siempre he aborrecido!) desta forma has despendido. el caudal que te he entregado? Pues dime, qual fue el motivo de hacer este desacierto? Pen. Si supiera lo del Muerto, mas le llegara à lo vivo. Enr. Supe que era esta Africana de conocida nobleza, y viendo su gentileza, la ferié para mi hermana; vila llorar, vila hermofa, y me causó compathon: esta ha sido la ocasion. Leon. Es cierto que es primorosa. Aur. Y vuestra Esclava; há fortuna, quanto tu rigor me infama! Leon. Digame, como se llama?

Aur. Señora, mi nombre es Luna: hasta mi nombre he fingido, ap. que puede en Malaga haber cautivos que à conocer me lleguen que me han fervido. Ped. Muy bueno el empleo ha sido, pero loco el parecer, la labiendo, que de muger no me sirvo que tuviesse contraria Ley; y el caudal en esto solo has deshecho? Pen. El viejo mira el provecho, ap. mas no le hará mucho mal. Ped. En qué gastaste me di el dinero te pregunto? Pen. En enterrar a un Difunto, que causó su frenesi, y yo testigo de vista. Enr. Es verdad, y le pagué sus deudas. Ped. Pues di, por qué? Enr. Qué haya quien esto resista! ap. Pues que lo diga me ordenas, fue tan grande el beneficio, que por aquel sacrificio le pude librar de penas: y no os cause desconsuelo, vuestro producto tendréis, y el principal cobraréis con mayor logro en el Cielo. Ped. Preciso es dissimular: ap. y de aquesta rica alhaja, que à todos hace ventaja, que producto he de sacar? Enr. Mucho, si se considera que à Dios se puede servir, si se llega à convertir à nuestra Ley verdadera; y assi lograréis los dos, ella, la luz de la Fé, tu, señor, la gloria que puede resultar à Dios. Ped. Bien está: recelo ahora ap. por acciones que he notado, que Enrique de enamorado ha traído aquesta Mora; y para que no se arroje à alguna bastarda accion, le quitaré la accion, no es bien que ahora me enoje, Leonor, pues luego al instante essa Mora se ha de herrar, fi en cala se ha de quedar.

Aur. Hay deldicha semejante! Enr. Quien vió mas fiero rigor! Ped. Assi borro sus deseos. ap. Enr. Ay mal nacidos empleos! ap. Ped. Executese, Leonor. Aur. Ya, fortuna, de tus glorias gozas del lauro eminente, poniendo el clavo en mi frente por triunfo de tus victorias. Vase. Enr. Hermana, ten compassion, obliguete la desgracia de lu infeliz cautiverio, que fuera accion inhumana, quando la Naturaleza ningun borron en su cara pulo, que el rigor intente executarlo, pues basta el que en su cautividad la hizo su suerte avara esclava de la fortuna, sin que sea à la vista Esclava. Leon. Quiero decirle que si, para que luego se vaya, y pueda salir Don Juan: es muy justa tu demanda, y basta que tu lo pidas. Enr. Siempre agradecido, hermana, he de estar à tus finezas. Leon. Yo haré lo que tu me mandas. Enr. Vivas, Leonor, mas que el Fenix. Leon. Mas di, hermano, por qué causa pides que no la señalen? Enr. Por ser muger, pues no basta? Leon. Si Enrique: qué mal amor op. su ciega passion recata! Enr. Esto ha sido compassion! fuera bueno imaginaras que cupiera en mi otro efecto? y mas siendo tan contraria à nuestra Ley, tu pregunta pudiera ser escusada: pluguiera à Dios no lo fuera, apque mayor quietud gozara. Leon. Esto es solo preguntar: vete en paz, y aquesta gracia, Enrique, queda à mi cargo. Enr. No sabes quanto obligada dexas mi fiel voluntad. Leon. Digo que haré lo que mandas. Enr. Pues à Dios. Vase. Leon. El te dé vida. Pen. Mas que hierres à la galga,

que me ha quitado un vestido, que vale mas que su casta. Vase. Leon. Con grande cuidado estoy, en tanto que de mi casa no salga este Caballero: Elvira mucho se tarda, para que entrasse avisarle, y antes que las luces traygan se ponga en salvo sin verle: ya culpaba tu tardanza.

Sale Elvira.

Elv. Pues qué tienes que mandarme?
parece que estás turbada.

Leon. No he de estarlo, si Don Juan
no ha salido? di que salga
antes que saquen las luces.

Elv. Tiempo es de que dexe la jaula;
ya podeis salir, señor. Llega, y sale.

Leon. Pordonadme la tardanza,
que no ha podido ser menos.

Mul. Como esteis servida; basta,
que essa mi mayor fortuna.

Leon. Pues à Dios, siempre obligada estaré à vuestra atencion: qué à tal tiempo la luz traygan, alumbra à esse Caballero.

Sale Aurora de Christiana, en trage hi

Sale Aurora de Christiana, en trage humilde, con luz.

Aur. Lo primero que me mandan es, que alumbre; mas que miro! Repara.

Mul. Qué es esto que por mi passa! ap.
no es Aurora? ò ilusion!
que parecida Christiana
à la Princesa! estoy muerto.

Aur. Qué es esto, fortuna airada, ap.
no es Muley el que estoy viendo,
el General de mis Armas?
mas cómo puede ser é!?

Mul. Pero en forma de Criada ap. en casa de esta muger, ambas cosas son contrarias.

Leon. Id con Dios, señor Don Juan.

Mul. El os dé vida muy larga.

Lon. No sé que el pecho recela! ap.

Aur. Pero si Don Juan se llama, ap.

y está en trage de Español,

el deseo es quien me engaña.

O quien hablarle pudiera!

Mul. O si yo pudiera hablarla! ap.

Leon. Qué esperais, señor Don Juan?

Mul. Ya no puedo esperar nada;

(sí puedo, pues me es forzoso ap.

el solicitar la gracia desta muger, por saber si esta presumpcion es vana.) Leon. Siempre tendré en mi memoria atencion tan cortesana. Mul. Assi buscaré motivo ap. para que quede averiguada mi duda. Aur. Ay infelice! Leon. Mirad que arriesgais mi fama. Mul. Quedad con Dios. Leon. El os guarde. Mul. Y à vos venturofa es haga-Aur. En grande confusion quedo. Leon. No sé qué me dice el alma. Mul. Apuraré si es Aurora, y entre tanto, penas:: Aur. Anfias:: Leon. Sufrid. Mul. Padeced. Aur. Llorado

#### JORNADA SEGUNDA.

Todos. Fortunas tan encontradas.

Salen Enrique, y Penacho. Pen. Qué estés tan desesperado? no adviertas que es una Infiel? Cómo tu passion cruel te hace estar enamorado de una Esclava? Enr. Mi aficion es, Penacho, tan constante, que si no se explica amante, es por la contradicion que en la Religion tenemos. Pen. Y quando fuera Christiana, fuera una accion loca, y vana el hacer por ella extremos. Enr. Es su beldad singular, Penacho, y tanto la adoro, que atropellara el decoro por mi amor. Pen. Era infamar el blason tan conocido, que en esta ilustre Ciudad, y con tanta autoridad, tu padre siempre ha tenido: mas ella baxa al jardin. Enr. Vete, que la quiero hablar. Pen. Es quererte aventurar; mas dexarte quiero en fin. Enr. Esso quiero, que me dexes, que me enfado ya de oirte. Pen. Esto es, señor, advierte, si lo errares, no te quexes. Vase. Sale Aurora sin verte. Aur. Absorta, confusa, y ciega,

despues de tantos pesares, me trae mi imaginacion, pues que dá en representarme en la idéa aquella facra hermosa Deidad amable, cuyo soberano assombro, à un tiempo en mi afecto hace, que el respeto retroceda, lo que en amor se adelante: la qual en sueños he visto (si les sueños son verdades) con aquesta suspension, ya que en tumbas de cristales dispone su pera esse luciente Fenix brillante, que siempre de lo que vive es de lo mismo que nace: A aqueste jardin ameno baxo à consultar mis males; mas Don Enrique está aquí, que en la lid de mis pesares no es quien menos me hace guerra con sus passiones amantes. Enr. Luna, qué tristeza es essa? Aur. Solo pudiera causarse de venir à ser estorvo de vuestro recréo. Enr. Antes di que à mejorarle vienes, pues si essas stores, que nacen à ser lisonja del Sol, mustias con la noche yacen, ya nueva vida les dá tu belleza, pues fragrantes à tus ojos, que son Soles, cobran su esplendor brillante. Aur. Como puedo persuadirme, que no llegueis à engañarme, fingiendo esse noble afecto, que se mira tan distante de ser verdad; porque siendo vos quien sois, fuera notable error el de tenerme amor, por ser las desigualdades de mi sangre, y de la vuestra, oy en todo tan distantes, como son las Religiones; y assi no se persuade mi fee, à no creer que es engano vuestra ceguedad amante. Enr. En quanto à la calidad, el amor nos hace iguales; en quanto à las Religiones

pudiera facilitarse, como tu la Ley que sigo desengañada abrazasses. Aur. Esso mismo ha muchos dias que discursiva me trae. Enr. De qué me di? Aur. Oid atento, por si podeis descifrarme un enigma prodigioso, que no se atreve alcanzarle la razon, pues la deslumbra fu arcano mysterio grande. Enr. Ya con atencion te escucho. Aur. Y yo passo à declararme. Apenas el blando imperio de Morféo los vitales sentidos rendí; y apenas furta en las ondas la nave de la vida fluctuaba: (que aun en las tranquilidades del Mar del sueño zozobra el humano Baxél fragil de nuestra Naturaleza, desde que à la vida nace.) Apenas, à decir buelvo, al sueño me rendi instable, quando allá en la fantasia, que de especies visuales se vale para fingirnes las sombras en realidades, entre cuyas prespectivas fantastico el juicio hace tal vez que los lexos formen las ficciones por verdades. En fin, à la idéa ví, mas sería ilusion facil; pero no, que sino puede con coloridos el arte copiar las luces, qué hará los candores Celestiales? Sobre un globo de Zafiros, de Carbunclos, y Diamantes ví una hermosura, mal digo, una Deidad, es ultraje, una muger mas que humana, poco la encarezco, un Angel, poco es Angel, pues en ella resplandecian brillante mayor pureza, mas gloria, que en una Deidad cabe: Decir, que la Aurora era, es ofender sus celajes, pues la Aurora tiene ocasos,

y sus reslexos brillantes, ò luces, no admiten sombras, pues con prodigio admirable, parece que preservada fue antes que luz alumbrasse. Seria el Sol? no, gorque el Sol se le atreven à eclipsarle, ya los vapores terrestres, ya las ráfagas del ayre, v esta luz la purifica, v su densidad deshace. Sería Exercito de Astros? no, que todos son errantes, y en ella son permanentes, y tanto, que haciendo engaste à sus soberanas sienes, con magestad admirable la corenaban por Reyna Astros, y Estrellas radiantes. Mas sin duda era la Luna, no, que es capáz de menguantes, y ella era un lleno de gracias, y en perfecciones muy grande: de tal suerte, que la Luna, rindiendola vassallage, era alfombra de sus plantas, y de su Cielo el Atlante; pero todo lo era junto, (sin que à hyperbole passasse) Aurora, Sol, Luna, Cielo, Astros, y Estrellas brillantes, Deidad, Angel, y Muger; y aun mas epitetos caben en quien, à no conocer que es Alá el Dios inefable, que crió el Cielo, y la Tierra, y todo à su arbitrio yace, creyera que esta Deidad era Dios en lo admirable, en lo inmenso, en el sér puro, y en su potestad tan grande. Tan turbada quedé al verla, va fuesse temor cobarde, ò reverente respeto, que articular la voz cafi no pude, pues balbuciente el labio, al ir à formarse el acento, no encontraba silabas con que explicarse, pues todas se deshacian mal formadas en el ayre. Pero grata la Deidad,

mi turbacion viendo fragil, rompió la nema al filencio, desplegando en dos corales la breve boca, la qual repartida en dos mitades. era un clavel, que à sus ojos se encendió en purpureo esmalte; y con halagueñas voces me dixo: buelve à cobrarte en ti misma, los temores dexa, quando mis piedades à facilitar tus dichas vienen, y à que de la carcel del ciego crror en que vives, salgas à logar constante la mayor felicidad, que en el sér humano cabe, que es el professar la Ley verdadera, y Militante, dexando la tuya falsa, llena de mil ceguedades, de abominaciones, yerros, y otras culpas execrables. La secta infiel de Mahoma dexa, y sigue el Estardarte de la Fé de Jesu-Christo, que es el Dios de las verdades; y para que de las sombras en que hasta aquí te criaste salgas, busca del Bautismo los cristalinos raudales, con cuya resignacion, con cuyo puro caracter, conseguirás de los Cielos eternas felicidades, y en el Mar de aqueste Mundo, donde continuo combaten contra esse Baxél viviente tan deshechos uracanes, gozarás el feliz puerto de humanas tranquilidades. Esto dixo, à que yo entonces, menos turbada que antes, (que à favores tan divinos ya fuera el temor culpable) le respondi, que rendida, como me facilitasse fu proteccion, obediente la ofrecia relignarme à su precepto; à que ella me dixo, que de mi parte siempre la hallaria, como

con sé viva la buscasse. Apenas aquesto dixo, quando cortando del ayre la diafana Region media, entre sus puros celajes se ocultó à los ojos, siendo breve exhalacion, que antes que passasse à comprehenderla, pudo à la vista ocultarse. Esto otras veces diversas me hizo representarme la fantasia del sueño, bien que sin las realidades de que aquella soberana Deidad, que dixe, me hablasse, aunque siempre acá en la idéa traygo presente su imagen, sin que aunque mas lo procuro, pueda (admiración notable!) borrarla de la memoria, pues se hizo con tal arte lugar en mi humilde pecho, con cariño tan suave, con fuerza tan atractiva, y agrado tal, que no es facil que pueda la voluntad de su luz enagenarse, de su halago disuadirse, ni de su amor olvidarse. Y pues comprehender no puedo aqueste enigma admirable, aqueste assembro que dudo, y admiracion, que me trae tan fuera de mi, os suplico, que de la duda me saque vuestra inteligencia, pues en mi rudeza no cabe el poderle descifrar; ya porque la luz me falte de la razon, ya porque el ente mio no alcance quien es aqueste prodigio, que con amor me persuade que siga la Ley Divina, y dexe las ceguedades en que he vivido hasta aquí, heredadas de mis padres. Enr. Con razon, Luna, pudifte decir, que favor tan grande, tan soberano prodigio, y auxilio tan estimable, como te falta la Fé,

y estás en las falsedades de tu secta, no has podido comprehenderle, ni apurarle. Vés essa Aurora Divina, essa Deidad admirable, que vestida del Sol mismo, coronada de radiantes Estrellas viste? es MARIA. Virgen purissima, Madre de Christo Hombre, y Dios à un tiempo, el qual solo por salvarte, y salvar à todo el Mundo, tomó humana pura carne en el Claustro Virginal de esta Aurora, siendo antes Virgen, y en el parto Virgen, y despues dél; pero darte noticia de los Mysterios Divinos, ahora es quitarle à tu dicha el logro, en que conozcas, que es quien amante folicita tu bien, pues te dá luces Celestiales para que dexes tu Ley, y la verdadera abraces: y si lo hicieres, en mi tendrás quien firme te ame, y te sirva. Aur. Tén, señor, no passes mas adelante; pues aunque essa Celestial Señora me persuade con favores soberanos que dexe mi Ley errante, vacilando está el discurso en si à sus preceptos falte por mi conveniencia, ò si fiel la obedezca constante; y en esta neutralidad es preciso que naufrague mi atencion. Enr. Luego si yo à un honesto lazo amante reduxesse aqueste afecto noble mio, y me casasse contigo, la Ley de Christo admitieras? Aur. No es dudable, y en pago de essa fineza os diera mi afecto amante, si pudiera, la Corona, que del Rey de Argél mi padre heredo. Enr. Qué es lo que dices? Aur. Que soy su hija es constante. Enr. Tu con ser mi esposa logras

Corona mas estimable, que es la del Cielo, si admites mi Ley. Aur. Como vos amante me deis la mano de esposo, yo abandono los Reales honores con que me aclama Reyna Argél; y si lograsse tal dicha, aun todo este Mundo dexára por resignarme à obedecer los preceptos de MARIA; y ya que enlace mi mano à la vuestra, es bien que quien soy ahora se guarde en vuestro pecho, supuesto que intentarán mi reseate, y con alguna traicion solicitarán matarme, porque à mi Ley he negado por la vuestra. Hablan los dos. Sale Don Pedro al paño.

Ped. Aquí me trae
mi cuidado, pues he visto,
que Enrique anda vigilante.
figuiendo à la Esclava; pero
aquí están. Eur. Digo que amante
seré tu esposo, pues siendo
tan claro tu estirpe, nadie
puede culpar que se unan
los blasones de mi sangre
con la tuya; y assi, en see
de que cumpliré constante
la palabra que te he dado,
para mas assegurarte
esta mano lo consirme.

Aur. Y yo la acepto. Sale à este tiempo.

Ped. Qué haces?

cómo ciego, inadvertido,

executas tal ultrage

contra mi sangre, y la tuya?

Aur. Hay fortuna semejante! ap.

presto se eclipsó mi dicha.

Ped. Pues cómo faltas, infame,

à la fee de Caballero, y de Christiano? Enr. Repare tu enojo, señor, que yo no falto à honores tan grandes.

Ped. Cómo no, con una acción tan fea? Enr. Porque à igualarse llega Luna à mi Nobleza, y blason; y si el caracter aun le falta del Bautismo, dispuesta está à consagrarse

à nuestra Ley verdadera.

Ped. Intentas con salcedades
templar mi irritado enojo:
vive el Cielo que te mate,
villano; por qué una Mora,
de baxo, y de vil linage,
habia de ser tan Neble
como vos? Enr. Que declaratle ap.
no pueda por la palabra
que ya la dí, que es su padre
Key de Argél! mira que no es
falcedad. Ped. Pues tu la aplaudes?

Enr. Luna puede ser mi esposa muy digna, señor. Ped. Cobarde, ya se apuró mi paciencia, y antes la maerte he de darte, que lo executes. Dent. Elv. Aquí dando está voces tu padre.

Enr. Mira, schor:::
Suca la daga, echase à sus pies Aurora, y sale
Leonor deteniendole, y Elvira, y Penacho.
Ped. Muere, aleve.

Aur. Primero ha de ensangrentarse tu acero en mi pecho. Ped. Quita. Leon. Detente, señor, qué haces? Ped. Darle muerte à un alevoso villano. Leon. Tu amor repare, que es tu hijo Enrique. Ped. Es engaño, que yo no puedo ser padre de quien oy loco pretende con una Mora calarle; con una Esclava. Leon. No puedo persuadirme à que se infame mi hermano assi, obscureciendo lo heroico de su linage: pues causa amorosa ha sido el motivo de enojarte, su error perdona. Ped. El me ha dicho. que es muy digna de casarse con él essa Esclava, pero para evitar tantos males, mañana la hasé vender.

Enr. A mi venderme es mas facil, que Luna no tiene precio, que es mi esposa. Ped. Loco, infame, tu esposa una vil muger Esclava? Enr. A no ser mi padre, si otro à pronunciar llegara lo que tu:: Ped. Qué hicieras? Enr. Darle mil muertes. Ped. Pues para que satisfagas sus ultrages, pues dexas de ser mi hijo

en querer manchar mi sangre con una vil Mora, yo dexaré de ser tu padre, y assi vete de mi casa, sin que jamás sus humbrales buelvas a ollar; y pues causa me das para emanciparte, de los frutos de mi hijo te desheredo: delante te quita, ò viven los Cielos, te dé la muerte. Aur. Ay pesares! Enr. Yo me iré, pues gustas dello. Ped. Yo sabré desheredarte. Enr. Tendié menos que deberte. Ped. Vere, traydor, al instante. Enr. Ya me vov. Leon. Mira, señor :: Ped. Qué he de mirar, no me hables en esto tu: vete presto de mi presencia. Loon. Ved, padre:: Enr. Voy à obedecerte luego, no quiero mas enojarte. Vendré por Luna: Penacho, Pen. Tus disparares es fuerza que siga. Ped. Donde vas tu? Pen. Voy à ser andante escudero de tu hijo. Ped. Vos sois mi criado, y nadie os manda, sino yo. Pen. Es cierto: mas vo no sirvo ya à padre, que si emancipa à sus hijos, que hará à criados vulgares? Ped. Aguarda, truhan. Pen. Jamás aguardaron los truhanes. Leon. Digo que es culpa en Enrique, señor, pero tu à enojarte has llegado mucho, y mira:: Ped. Dexame. Leon. Pues donde partes? Ped. Voy, Leenor, à disponer, que su delirio no passe à mas (quien vió tal passion!) en tanto tu no te apartes de essa Esclava: luego buelvo. Vase. Leon. Quien vió mayores pefares! Aur. Quien vió mayores tormentos! Virgen MARIA, amparadme. Leon. Qué es esto que me sucede? quien vió lance semejante! que esto ordene mi fortuna! pero quando ella es constante? Elv. Qué es lo que tienes, señora? A ella.

Leon. Ay, Elvira, qué no sabes

que à Don Juan le tengo amor? no sabes que mis umbrales ha que ronda mucho tiempo, sin que su passion llegasse à mas, que hablarme à essa rexa, siempre atento, siempre afable, y que à persuasiones suyas le di licencia que entrasse esta noche en el jardin para verme, y para hablarme; lo qual yo le concedí, por mirarle tan amante, tan leal, tan Caballero, y que puedo assegurarme de su Nobleza, y que ahora me sucede aqueste lance para estorvo? Elv. Qué recelas, señora? no te embaraces con essa Esclava, supuesto que como tu à ella la mandes que se retire, es preciso que te obedezca al instante que Don Juan venga; y pues tiene él de este jardin la llave, la qual yo di à su criado, como tu me lo ordenaste, ningun embarazo queda para que puedas hablarle: y ya no puede tardar, quando de negros ropages vistiendose va la noche. Leon Pues por si buelve mi padre, vé al quarto, porque me avises. Flv. Ya mis diligencias sabes. Vase. Leon. Noche, apresura tu curso. Aur. Quando, fortuna inconstante, te cansarás de afligirme? Leen. No llores, que de tu parte me tienes; y assi, no temas el enojo de mi padre, ni que disponga el venderte, y por muger es bastante que de ti me compadezca; y affi prometo ampararte, como tu olvides à Enrique, quando no puedes negarme, que es locura lo que intentas: Fues como podia igualarse la eminencia de una cumbre, à lo prefundo de un valle? Tu eres su Esclava, él tu dueño; y assi advierte, quan distante

una esclavitud forzosa de un dominio proprio yace, y de una Nobleza ilustre à lo obscuro de un linage: en fin, de ti à Enrique :: Aur. Tente, que lo que él sin declararie dixo con frases obscuras, mi voz intenta fiarle à tu piedad: mi Nobleza, si no excede sus realces, iguala a la de tu hermano. Leon. Qué dices? Aur. Que no es dudable. Leon. Pues bien te puedes fiar de mi. Aur. Ya mi fee lo hace. Leon. Pues discurriendo el jardin vamos, bien podrás contarme tu noble Estirpe: esto hago por confeguir acercarme à aquella puerta, por donde ha de entrar D. Juan. Andan las dos. Salen Muley, y Tusco al paño. Mal. La llave dexa en la puerta, y no hagas ruído. Tusc. Qué estar ruído, ni ollar, no le llegar superficie al tierra, porque no hable; mas por Alá me decir, qué intento ser que te trae? Mul. Robar aquesta Criada, para que me desengañe del recelo que te he dicho, si es Aurora. Tu/c. Estar dislate; como poder ser Aurora? Mul. Para lograr mi dictamen, le he dado mano de esposo. Tusc. Este estar mas disparate, y à gran peligro ponerte. Mul. No hay riesgo que me acobarde. Tusc. Pues tén, sinior, que alli ver à la escasa luz que esparce aquel Lucero, dos bultas. Mul. Entre aquestos arrayanes nos ocuitemos, en tanto que mejor assegurarme pueda, si es Leonor, y si es la Criada que trae la que tengo de robar. Tus. A mi tocarme por gages. Leon. Profigue pues. Aur. Pues atiende, porque puedas informarte de quien soy. Tusc. Aquesta voz oir otra vez. Mul. No atajes

su discurio, hasta que vo me entere de lo que hablaren. Aur. En el Africa naci, de tan generolos padres, tan ilustie, que a sus sienes vienen eitrechas las Reales Coronas de quantos Reyes dominan la mejor parte del Orbe, puesto que es el Africa en donde nacen hijos del valor los hombres, ò emulos proprios de Marte; y aunque darte esta noticia te parezca es dilatarte lo que mas importa, no es de mas, pues aunque mi padre los blasones que heredo de la mas heroica sangre de Xarifes, de Califas, Cadies, y Muliumanes, le pudieran la Corona fixar en sus sienes Reales, fu invencible valor fue quien con mas glorioso esmalte ie la asseguró en su frente. Mul. Qué es lo que oygo! hay mas grandi dicha! la voz es aquesta de Aurora. Tusc. Como haber Flande en Paises baxos. Leon. Ruido oygo entre eslos arrayanes. Tusc. Ya sentir, sinior. Leon. Quien es Mul. Quien rendido, quien amante, girasol de vuestro Sol, sigue los puros celajes. Leon. Luna, pues sé que eres noble, ya mi honor puedo fiarte. Aur. Bien puedes, señora, hacerlo: qué temor! Leon. Oid à parte. Hablan las dos. Enrique, y Penacho al paño. Enr. Qué es esto? el jardin abierto, mucha novedad me hace. Pen. La llave estaba en la puerta, y nos ha sido mas facil la entrada, que por las tapias, por donde entrar intentalte. Enr. Mira que tengas cuidado, por si nos siente mi padre, de llevar à Luna. Pen. Ahora estará, señor, menguante, con la pena de no verte. Enr. Sigame por esta parte

haf

hasta el quarto de mi hermana. Pen. Vé caminando delante, que no veo bien, y las sombras se me figuran gigantes. Enr.- Cobarde eres; mas qué es esto? quien va! Encuentra con Muley. Mul. Quien es? Loon. Raro lance! Tusc. No te dixe yo, que haber Sarracinos, y Aliatares? Arrancan las espadas. Enr. Quien satisfará la ofensa, de que el sagrado profane de esta casa vueitro arrojo. Tufe. Con todo, sinior, dar traste. Leon. Don Juan, aqueste es mi hermano. Aur. Este es mi dueño, y mi amante. Mul. No os aparteis de mi lado, Rinen como a obseuras. que ya es forzoso os ampare; Tusco. Tusc. Sinior. Mul. Ve si puedes à essa Criada llevarte. Tusc. Si à hacer, sission; há senora. Leon. Qué quieres tu! Tusc. De tu amante el Criado, que procura sacaros ya deste trance: venid, pues, qué recelais, señora? Leon. Qué haré? mas nadie culpará mi arrojo, quando Don Juan es noble, (há pesares!) y me ha dado la palabra de ser mi esposo constante. Vanse los dos. Mul. Gran brio tiene mi contrario. Enr. Qué con su vida no acabe! Dent. Ped. En el jardin es el ruído, luces, ola. Enr. Este es mi padre. Fen. Luna. Aur. Penacho, qué dices? Pen. Que antes que las luces baxen te vengas conmigo, pues mi amo que te llevaffe me ha mandado. Aur. Qué haré, Cielos! he de dexar en tal trance à mi dueño! mas su vida librará el Cielo. Pen. No aguardes à que la ocasion se pierda. Aur. Vamos à morir, pesares. Vanse. Mul. Juzgo que ya llevó à Aurora Tusco, y es bien retirarme antes que lleguen las luces. Sale Don Pedro, y rine con Enrique. Ped. Qualquiera que sea, quitarle sabré la vida. Enr. No huyas; mas debes de ser cobarde.

Sale Elvira con la luz. Elv. Aquí está la luz. Ped. Qué miro! Enr. Quien vió mas confuso lance! Ped. Enrique, qué es esto? Enr. Qué ira! aquí ya no encuentro à nadie. Ped. No respondes? di, con quien renias? Enr. Es injuriarte, y injuriarme, si lo digo. Ped. Dá al labio tu pena. Enr. Antes que sepas tu agravio, espero, vengandote à ti, vengarme. Ped. Espera. Enr. No me detengas. Ped. Donde vas! Enr. Contra un intame, que el honor me lleva en una vil muger, y hermana facil. Vase. Ped. Qué es lo que escucho! tras él, y tras ella mi corage irá, porque cruel, y airado tome venganza en su sangre: cierra estas puertas, Elvira, que de mi no han de librarse. Vase. Elv. Buena la hizo mi ama, no hay que siar de Don Juanes. Vase. Salen Musiafa, y Ali da Marineros Christianos. Must. La Patrona ya queda en aquessa ensenada, sin que pueda fer de atalaya alguna descubierta, por mas que estén alerta, que ya essas peñas duras las guardan en sus quiebras, y roturas. Ali. Ya Muley avisado está, de que aquí havemos arribado, Salen Muley, Tusco, y Leonor. Mul. A quien esto ha sucedido, ap. pues quando juzgué que fuera Aurora la que robaba, es Leonor; pero ya es fuerza dissimular por ahora, y por desquite à mi pena embiaré à Leonor à Argél. Leon. No sé qué el alma recela, ap. y el pecho adivina. Mul. Vienes cansada, Leonor? (há estrella cruel!) di, senora. Leon-Quien viene tan amante, como atenta,

tan amante, como atenta, figuiendote, no se cansa.

Must. Vive Alá, que es la Princesa, pues viene muger con él.

Alí. Ya las albricias son ciertas, lleguemos. Must. Sois vos, Señor?

Mul. Patrones. Leon. Qué gente es esta?

Mul.

Mul. Son dueños de un Vergantín que he slerado. Leon. Pues qué intenta vuestro dictamen ahora! Mul. No ignoras que ha de ser fuerza que nos figan? Leon. Es affi. Mul. Y que harán la diligencia de buscarte, y de buscarme? Leon. Quien lo duda? Mul. La caurela me valga; pues yo he dispuesto que partamos à Valencia, mi Patria, en aquesta Nave, que à quererlo hacer por tierra, nos poniamos à rielgo de que descubrirnos puedan, y es mejor assegurarnos de qualquiera contingencia; (assi mi engano acredito) pues sabiendo mi Nobleza, y dando desde mi Patria à tu hermano, y padre cuenta, tendran à bien que me case contigo, ve si resuelta estás à seguirme. Leon. Tuya soy, y es vana advertencia, quando riges mi alvedrio. Must. Oye Ali, no es la Princesa, pues le habla de aquella forma. Ali. Yo no discurro quien sea. Must. Yo llego à ver que dispone: Señor, dinos à qué esperas? Mul. Llegad al instante à bordo, y mirad que luego buelva la Patrona, despues que embarcada en la Galera Almiranta la dexeis à esta Christiana. Tusc. Estar buena el ventura de Leonor. Must. Todo se hará como ordenas. Mul. Y sea con todo recato, porque me queda otra empresa que conseguir, y la que mas el pecho me atormenta. Must. Pues vamos quando mandáreis. Vas. Mul. Bien está: estad alerta, ve tu, y buelve avifar quando estén alzadas velas. Tusc. Ir al punto à obedecerte: sinioras mias, alierta, que el que amar mas à su Dama, verla entre Moros quisiera. Mul. De forma, que la Criada era Africana? Lcon. Y tan bella,

que me causó compassion, y en su estilo, y su decencia conocí, que era verdad quanto me dixo, que era su padre de ilustre sangre, y cenia la Diadema del Rey su frente. Mul. Qué oygo? ciertas son las evidencias, no fue engaño del sentido. Leon. Y obligada à las finezas de mi hermano, pretendia casarse con él, resuelta à abusar de su Ley falsa. Mul. Qué es lo que escucho hay mas penas! Leon. Mas si en la ciega passion de mi hermano, tal ofensa à executarla passáre, lo que estoy temiendo della, que dexar su Religion por su libertad intenta, mas que por seguir la Ley de Christo. Mul. De su grandeza no creo tal ignominia. Sale Tusc. Ya la Embarcacion espera. Mul. Pues vén, Leonor, à embarearte, donde verás mis finezas. Leon. Vamos, à Dios Patria amada: ò quiera el Cielo que buelva à verte con menos susto! Tusc. Y qué tarde estar el buelta. ap. Mul. Tu buelve aqui, que te espero. ap. Tusc. Hacer sinior lo que ordenas; vén, que el Esquise te aguarda, y ya estar surto en la arena. Vanse. Mul. Pues no he logrado mi dicha, de aquesta suerte se venga mi rabia: vira la proa. Dent. Leon. Señor D. Juan, pues no entra vuestro afecto à acompañarme? ya mis brazos os esperan. Mul. Otros mas nobles à mi me aguardan: zafa, hiza velas, y tended al Mar los remos. Leon Pues decid, donde me llevan? Mul. A Argél, donde seas mi Esclava, y de continuo padezcas. Leon. Quien vió desdicha mayor! piedad, Cielos. Voces. A la entena. Otro. Hiza canalla, à la vanda. Leon. No hay quien socorrerme pueda? Sale Tu/co. Tusc. Es pedir peras al Olma:

y ahora, qué hacer intentas? Mul. Que buelvas à la Ciudad, donde con industria inquieras en la casa de Leonor, de Elvira, ò otro qualquiera persona, si aun está allí por quien mi amor tanto pena; y sabe (muero de enojo!) si mi enemigo (ò adversa fortuna!) la tiene ya en iu caia, y si mi estrella lo permite assi, robarla aunque de sus brazos sea, y bolverla a Argél, en donde al Rey cumpla la promessa. Tusc. Estar muy bien discurrido; mas, sinior, en lo que intentas ser impossible, y hacer sin el huespeda la cuenta. Mul. Mi valor sabrá vencer mi infelicidad adverla, porque contra la fortuna halla el valor resistencia. Aur. Ya, noble esposo amado, en tu poder me veo, y desde Esclava tuya, ya he logrado ser tu esposa en dulcissimo himenéo, recibiendo assimismo antes el Agua Sacra del Bautismo; ya de tu padre huyendo la indignacion, que passa aun mas que de rigor, à odio tremendo, vivimos pobres en aquesta casa, Quinta, donde apartados estamos de parientes, y aliados; y assi la pena dexa, si mi ruego te obliga, ò harás que mi amorosa, mi fiel quexa, viendote triste siempre, ansiosa diga, que la ocasion te he dado, y conmigo te miras mal hallado. Enr. Amada esposa Maria, (pues ya al Bautismo debiendo estás tan felice nombre) sabiendo tu que te quiero de tal suerte, que rendido confagrando estoy al Templo de tu beldad, por ofrenda de mi alvedrío, el imperio: ofensa haces à mi amor, y à mi noble rendimiento,

en creer que mal hallado está contigo mi afecto, de que liegue à ser tu esposo, quando no merezco serlo. De dos caulas se originan mis debidos sentimientos; la primera es de no hallar à el aleve, que resuelto robé à mi hermana, y mirarme agraviado, sin que medio halle à mi venganza, pues aunque de mi parte he hecho quanto pude, como tu sabes, nunca está bien puesto, quien ofendido se mira, hasta que esté satisfecho. La segunda causa es, mirar que mi padre, habiendo un mes que cruel de su casa me arrojó airado: pretexto que dió, por haberme unido con los lazos de Himenéo con tu amor, no habido forma (aunque he procurado medios) de que me admira à su gracia, con que tu estás padeciendo mas que yo aquestos ultrajes, pues te ves sin lucimientos debidos à tu persona, tanto, que estamos viviendo en aquesta humilde Quinta, de la Ciudad poco trecho, que tan heroica fineza à un pariente se la debo, donde huyendo de mi padre, es de mis naufragios puerto. Sale Peñacho.

Pen. Señor, señor.

Enr. Qué hay, Penacho?

qué traes ahora de nuevo?

Pen. Tu padre en aqueste instante,

yo no sé con qué pretexto,

dice que te quiere hablar,

y queda en esse Convento,

extra muros, donde aguarda,

y me encargó fuesses luego.

Enr. Pues entra, y saca unas luces,

puesto que va anocheciendo,

que puede ser que los dos

bolvamos. Pen. Voy al momento. Vase.

Enr. Qué me querrá ahora mi padre?

Anr. Algun nuevo enojo temo

Enr. Desprecia aquessos recelos, que en fin es mi padre, aunque tan disgustado le tengo. Aur. Vengo en que sea tu padre; mas llamarte à esse Convento, qué puede ser? Sale con la luz Penacho. Pen. Yo lo diré. Aur. Dilo, acaba, y sea presto. Pen. Para que se meta Frayle. Enr. Qué frialdad tan sin tiempo! Pen. Es que lo causa el vestido, por ser entrada de Invierno. Enr. Lo que he discurrido es, que querrá en el sentimiento de la falta de mi hermana comunicarme algun medio para vengar nuestra injuria; yo me voy, que no es bien hecho hacerle esperar; mas donde vas, esposa? Aur. Voy siguiendo el norte de mi alvedrio. Enr. Quedate, que presto buelvo, quedate tu con tu ama. Pen. De muy buena gana harélo. Anr. Cierra la puerta. Pen. Señora, bolveré à cerrarla luego. Aur. Pon en la mesa essa luz. Pen. Ahí queda, yo voy adentro, que tengo que hacer un rato. Aur. Qué es? Pen. Echar un remiendo al vestido, que parece, por lo abugereado, arnero. Aur. No cierras? Pen. Segura quedas

que has de traer, Don Enrique.

Tusc. Ya, sinior, traer noticias, porque mucho andar diciendo en la Ciudad, que echar suera de su casa un Caballero, por querer casar con Mora, y que él venirse hoyendo à vivir en esta Quinta, que estar de la Mar tan cerco, y el puerta mirar abiesta.

aquí, no hay que tener riesgo. Vase.

Aur. Mientras viene Enrique, no quiero malograr el tiempo,

en que gran dulzura encuentro.

Sientase à la mesa, en que habra un libro, y

y por divertir mi pena,

leer quiero los Mysterios de nuestra Fé Sacrosanta, Must. No pudo à nuestro desce suceder mejor el lance. Mul. Muy bien: mas que es lo que veo!

Mirala.

esta es la misma que ví
con la luz, quando encubierto
en la Casa de Leonor
estuve; mas escuchemos
hasta que levante el rostro.

Alí. Qué hará allí? Tu/c. Qué ? traducendo el Alcorán de Mahoma para enseniar Malagueños.

Lee Aur. Dice Fray Luis de Granada en el Symbolo perfecto de la Fé, que en las Entrañas puras de MARIA el Verbo encarnó, quedando Virgen, y nos pone por exemplo el cristal, y el Sol que entra por él; sin esso lo creo, y moriré en su defensa.

Mul. Entrad todos, y lleguemos, que nuestra Princesa es.

Tusc. Salto, y brinco de contento.

Bayla, y levantase Aurora.

Aur. Qué ruído escucho! qué miro!

Aur. Qué ruído escucho? qué miro!
hombre quien eres? Mul. El miedo
pierde, señora, que soy
Muley. Tusc. Tusco, y compañeros.

Aur. Este es el hombre que ví, y qué es, decid, vuestro intento? Mul. El libertaros, señora.

Aur. Qué es lo que oygo? en gran riesgo apa estoy; ved que no soy yo, Moros, la que estais creyendo.

Mul. Señora, no hay disuadirnos, que sois nuestra Aurora es cierto, por habersolo vos dieho à Leonor; y assi resuelto estoy, señora, à llevaros, que pleyto homenage tengo hecho à vuestro padre el Rey.

Aur. La vida daré primero: ap.
yo estoy muerta, Don Enrique.

Mul. Lo que no pudiere el ruego,
conseguirá la violencia. Asenta.

Aur. Enrique, señor, mi dueño.

Llevala en brazos.

Mul. En vano anímas las voces.

Aur. No hay quien me socorra, Cielos! Vas

Tusc. Nosotros quedar atrás,

por si seguir; qué bon perro

ef

estar Muley, pues llevar mejor perro, que en Marruecos haber, ni en toda el Africa. Tod. Vamos, que ya estará lexos. Vanse. Sale Penacho.

Pen. Voces daba mi señora;
mas vive Dios, qué es aquesto?
há señora, donde estás?
mas no parece, y abierto
me dexé, y la puerta está
entornada; aquesto es hecho,
sin duda que la ha robado
algun traydor; qué haré, Cielos?
tras ella iré, ya que Enrique
no está en casa.

Salen Don Pedro, y Enrique.

Enr. Qué es aquesto?

donde está mi esposa? pues

mi padre con noble asecto

viene à verla. Pen. Pues señor:::

Ped. Donde está mi hija, necio?

Pen. Señor, la llevan:::

Los dos. Qué dices?

Ped. Robada. Enr. Grave tormento!
quien fue el traydor? Pen. No lo sé,
folo la oí sus lamentos,
que dixo, señor, Enrique,

no hay quien me socorra, Cielos!

Enr. No digas mas, que en el alma
las oygo: qué me detengo,
sin ir à buscar mi esposa,
y à vengar este desprecio. Vase.

Ped. Enrique, sigo tus passos:
quien vió tan raros sucessos! Vase.

Pen. Mi amo va tras su esposa, tras de su nuera va el viejo, mal hará en manifestarse; pues si bien lo considero, qualquiera marido es cruz, y calvario qualquier suegro, y desta suerte se libra de dar en un cimenterio.

#### JORNADA TERCERA.

Caxas, y clarines, salen por una parte es
Rey, Ali, Moros, y por la otra
Tusco, Muley, y Aurora.

Mus. En hora dichosa
amanecer buelva luciente,
y en aqueste Oriente
alumbrar se vea:

venga en hora buena, y hagala la salva la lyra de Marte Clarin. en dulces cadencias.

Rey. Aurora, dame los brazos, hija amada, feliz llega, para que el dulce concento de essa harmonía alhagueña cumplido se vea, pues buelve à lograr tu luz nueva.

Aur. A tus Reales pies estoy, para que rendida pueda recompensarte mi suma obligacion dos finezas, la de padre, y la de amante; es la de padre en las tiernas, amantes, y cariñolas palabras con que tu Alteza me recibe; en la de amante, por las finas quanto atentas demostraciones festivas, salva Real, jubilo, y fiesta: Qué haya de fingir yo, quando apa mi Ley à la suya opuesta es, y aunque sea mi padre, forzoso es que le obedezca!

Rey. Llega à mis brazos, y no con razones me enternezcas.

Tusc. El Rey parecer ser veco, por llorar como una dueña.

Rey. No llegas, Muley? Mul. Señor, interrumpir culpa fuera las amorosas caricias de un Sol, y una Aurora excelsa. Ya estoy à tus pies usano, de que haya sido mi diestra tan dichosa, que haya dado al Africa su Princesa, à tu amor su objeto hermoso, dueño à mi à quien obedezca. Y si vuestra Alteza gusta saber, como sue::: Rey. Ahora dexa de su infeliz cautiverio las noticias, que se mezclan mal las dichas que se gozan, con las passadas tragedias: y llega ahora à mis brazos; y pues mi palabra Regia no puede faltar jamás, para premiar tus proezas, y cumplirlas, oy te hago dueño de Aurora, pues essa

es la palabra. Aur. Primero lograré la palma excelsa del martyrio, que yo admita su mano. Mul. Fuera baxeza en mi, habiendo tenido tan notorias evidencias de mis agravios, segun he observado en esta empresa. Aur. Admitir su mano: Cielos, ap. toda el alma tirubéa, ignorando el modo como me podré escular. Rey. Suspensa parece que te has quedado. Aur. Yo, señor ::: Rey. Pues qué recelas? Aur. Quien se vió en mas confusion! ay Enrique, si esto vieras! ap. Mul. A tus pies, señor, rendido te agradezco la fineza de darme à Aurora: mas mira::: esto, Cielos, que me ruegue con Aurora, y yo no pueda admitirla, por la causa que me dan unas sospechas! Tuse. Si estar bodas, tener certo canas, toros, è libreas. Clarin. Rey. Mas qué sonoro clarin la region del viento puebla? há Tusquillo, vé à saberlo. Tusc. Ya Mostafá, sinior, liega, y del poder informarte. Sale Mustafa. Must. Deme los pies vuestra Alteza. Rey. Qué es aquesso, Mustafá? Must. Con la Esquadra de Galeras, que à corso salió Celin, ahora al Puerto de Argél llega con gran presa de Christianos, que cautivó en las fronteras del Andalucía. Aur. Qué oygo! pesar me ha dado la nueva, no sé que me dice el alma. Rey. Salir quiero à las riberas del Mar, à saber qué gente trae, para que de la presa sean, Aurora, tus cautivos, los de mayor consequencia. Vamos. Vanse los Moros. Mul. Tusco. Tusc. Qué decir? Mul. Hiciste que me traxeran à Palacio la cautiva Christiana? Tusc. Ya estar afuera

à esperarte. Mul. Vamos pues. Aur. Aguardad. Mul. Ya mi obediencia espera que la mandeis. Aur. Dexanos solos. Mul. Afuera espera, Tusco. Tujc. Estar bien, è tu mejor con Princesa. Vase. Aur. Por qué causa saber quiero os escusais con su Alteza de no admitir mi Real mano, quando de las ansias vuestras ha sido el motivo heroico, poniendoos à contingencia de perder la libertad, ò la vida en esta empresa. O si diera algun pretexto à mis dudas su respuesta, para que de lo que yo deleo formasse quexa, que cortara del intento de mi padre la violencia! Mul. Esto es lo que 50 deseo, para laber con certeza si se engaño mi sentido: diré, pues me dais licencia, la razon que tengo, pende de unas razones, que fieras penetraron el conjunto de sentidos, y potencias; pues aquella feliz noche, ya infeliz, por tantas nieblas como à mi discurso turban, y el entendimiento cercan, os oí decir anlias, que enternecieran las piedras: Enrique, señor, mi dueño, no hay quien ampare, y defienda à una muger infelice? Mirad si es bastante esta caula para que dilate dar la mano à vuestra Alteza. Aur. Logré lo que deseaba: si esto esectuarse llega, para fingir este intento deme el Cielo su assistencia. Mul. No me respondeis, señora? Aur. Sabeis, Muley, que Princesa soy de Argél, y que este Reyno le hizo mi padre herencia con el valor, y la espada, y que su Corona Regia, à no ser hereditaria en mi, que lo fuesse hiciera

su resolucion heroica, è su osadia resuelta? Pues sabiendo mi altivéz, mi pundonor, mi grandeza, cómo os atreveis, (no sé como el incendio se templa de mi ira al pronunciarlo, y no os convierte en pavesas) cómo os arreveis, segunda vez que lo repita es fuerza à mi pesar, à empañar con bastardas viles nieblas de sospechas mal fundadas, el esplendor, la pureza de mi honor, juzgando que à un Christiano (que baxeza!) favorecer yo podia con mi mano, y alhagueña al yugo del Matrimonio sujetar mi Real grandeza, degenerando no solo de mi alta Estirpe Regia, sino de mi Ley, la qual constante mi Fé professa? Pero en castigo de que imaginarlo en la idéa quisisteis, ya de mi mano nunca lograréis la empresa. Y vive Alá Soberano, vive essa luciente Essera, que si vos mismo no sois quien con disculpas no intenta disuadirle al Rey mi padre de que mi mano no sea vuestra; y en caso de no poder conseguirse, venza con las advertencias, como lo empezó vuestra cautela à intentar; si no os salis del Africa muy apriessa, yo misina os he de dar muerte, porque las proprias ofensas piden proprias las venganzas, y a tomarla estoy resuelta. Quierese ir, y la detiene.

Quierese ir, y la detiene.

Mul. Aguardad, tened, que puesto
que obedeceros es suerza,
tambien lo que es mi opinion
con vos quede aquí bien puesta:
si vo os diera sidedigno
testigo, que decir pueda,
que con Enrique os casabais,

que abusabais la Secta de nuestro Profeta Sacro por la Ley Christiana, en esta certidumbre, que no puede esto faltar, vuestra Alteza qué responderá? Aur. Que es falso esse testigo, y cautela de vuestra mucha osadia. Mul. Verémos si lo comprueba, y hace evidente mi agravio: Tusco. Sale Tusco. Tulc. Sinior. Mul. Haz que essa cautiva Christiana entre. Tusc. Quien, Lienor? Mul. Si. Tusc. Aqui estar presta: Entrar. Sale Leonor Ilorando. Mul. Christiana cautiva, los Reales pies luego besa à quien fue cautiva tuya, y oy à ser tu dueño llega: tu vete. Tusc. Ya yo me ir como perro de vareta. Aur. Qué miro! ap. Leon. Qué es lo que veo! ap. Aur. No es de Enrique hermana aquesta! ap. Leon. No es esta quien de mi hermano ap. quiso ser esposa! penas, en vano refreno el llanto Aur. Su afliccion me da terneza. Leon. A tus Reales pies, señora, está ya quien à su estrella le agradece la piedad, de que à ser tu Esclava venga. Aur. Llega, à mis brazos, Leonor, tu cautiverio no sientas, templa el llanto de tus ojos, no desperdicies las perlas, que se averguenzan de que las derramen las estrellas. No à ser vienes mi cautiva, mi amiga sí, en recompensa de lo que à tu amor debi, quando yo tuya lo era. Leon. A gradecida otra vez,

tus pies mi humildad te besa.

Al detenerla hace señas con el dedo en la

boca que calle Leonor.

Aur. No hagas tal. Leo. Ya te he entendido: que calle dicen sus señas; ap. qué será? Aur. Es este el testigo que en tu abono me presentas? Mul. Sí señora, y sidedigno.

una, y mil veces. Aur. El alma Aur. También de vuestra vileza, darte en los brazos quisiera, pues con las señas de amante Leonor mia, pues parece cautivaste su inocencia. que à Enrique (qué dulces penas!) Mul. Fue por vengar un agravio, ya que no en su hermano, en ella. abrazo en ti. Leon. Ay, hermana, quien se vió en mayor tragedia! Leon. Há enemigo infiel! ap. Aur. El corazon de dolor Mul. Cautiva. Leon. Qué me mandas! Mul. Di, tu mesma se exhala en liquidas perlas por los ojos. Leon. Qué pesar! Llora. no me dixistes que Luna, Aur. Hermana, no te enternezcas. dexando por la Ley nuestra Leon. Lloras tu, y no he de llorar, la suya, estaba casada siendo la causa una mesma? con tu hermano! Leon. Aquesto era ap. Aur. Pues aneguenie los ojos, lo que dixo que callasse, corran de llanto tormenta. y à no hecerlo ya por ella, Sale Tusco. por desmentirle no mas, Tusc. Señora, ya el Rey bolver, y por vengarme lo hiciera. Yo, como à Don Juan, os dixe è cautivos traer aqui, que poder servirte à ti, tenia algunas sospechas, è tambien poder vender. de que mi hermano trataba Aur. Aunque es su infelicidad con la debida decencia grande, no es menos esquiva apo de noble à Luna, sin que la mia, pues que cautiva supiesse que era Princesa tengo yo la libertad: de este Reyno, y que temia ay esposo! no passassen à finezas Salen el Rey, Mustafá, y Ali: y Enrique, de amantes sus atenciones: Don Pedro, 9 Penacho de cautivos mas no haciendolo evidencia; muy tristes. v-era mucha demafia Rey. Aurora mia, presumirlo de su Alteza. Aur. Buen testigo habeis traído. estos cautivos, que son Mal. Es engaño. Aur. En mi presencia los de mas estimacion, no esteis mas, idos de aqui; te trae mi cortesania, & porque olvides el pesar mas esto con advertencia, de tu cautiverio, pues ves rendidos ya à tus pies que no me bolvais à ver, y con la que os tengo hecha, à los que llegaste à estar. si no quereis que mis iras Aur. La fineza de mi fee, se venguen de estas ofensas. es recompensa, señor, Mul. Yo me iré, mas ha de ser \*con decir que aquel dolor advirtiendoos tambien cuerda con su vista le olvidé. mi atencion, que nunca miente Must. Llegad, cautivos, besad contra si, quien no quissera los pies al hermoso Sol encontrar los desengaños con tan claras evidencias. Vase. de la Princesa. Pen. Qué veo! Enr. Cielo, si es esta ilusion! Aur. Hase ido ya? Leon. Ya se sue. Aur. Si esta es vana fantasia! Aur. Pues llega à mis brazos, llega, Leon. Si esto es sueño aparente! Leonor mia. Leon. Pues, señora, Enr. No es mi esposa esta? qué demonstracion es esta? Aur. Mi esposo no es este: Aur. Por qué la estrañas? no soy Ped. Esta no es Leonor quien la Fé de Dios professa? mi hija? y cautiva, Cielos! no soy esposa de Enrique? Leon. Mi padre, y hermano son no soy tu hermana? Lean. Pues dexa los cautivos; qué pelar! que mi amor ahora te abrace, Pen. Saben ustedes si estoy en albricias de tal nueva,

apo

ap.

ap.

Ap.

ap.

ap.

bor-

borracho, ò si sueño? estas no son entrambas à dos, la una que nos liaron, la otra que las lió. Llegan los dos. nr. La dicha de ser, senora, tus Cautivos, es favor tan grande, que à la fortuna la infelicidad trocó de perder la libertad; pues quien tu hermosura vió, que el cautiverio no tenga por feliz? Rez. Con discrecion habló el Cautivo. Must. De noble dá señas. Aur. Bien su passion ap. me dió à entender, pero el llanto temo que à los ojos no esteis assi, de la tierra os levantad, y el favor agradecedle à mi padre, que por vuestro dueño os dió à quien trataros sabrá con debida citimacion. Ped. De vuestra piedad lo creo. Enr. Bien su afecto me explico, dichoso he sido en perder la libertad. Ped. Qué à Leonor no pueda abrazar! ap. Loon. Qué esté reprimiendose mi amor de no abrazar à mi padre, y hermano! Aur. De donde sois? Enr. Dissimular me conviene; ap. de Malaga. Pen. Menos yo, que soy de Esquivias. Aur. De Esquivias? Pen. Si señora, el sér me dió un Moral. Aur. Como? Pen. Direlo; mi padre Alí Almanzór. Aur. Hay Almanzores alla? Pen. Señora sí, y à esso voy. Ya sabran como mi padre, como dixe, Alí Almanzór me engendró junto à un Moral, y desde entonces quedó antojadiza de moras mi madre; con que el sér yo debo à las moras, y espero deberlas todo favor: no sé como no la abrazo. Quiere abrazarla. Rey. Qué haces, loco? Tuse. Ser bufon. Rey. Quedate, Aurora, con ellos, que yo à la taréa yoy,

que el cargo trae de reynar: mucho os estimo el favor de los Cautivos. Ali. En ser de tu agrado, alegre voy. Vamos. Vanse los Moros. Aur. Ya solos quedamos: akora, padre, y señor, dadme los brazos, que aunque debia ler en mi amor mi esposo el primero, ahora lo sois en mi estimacion. Ped. Qué placer, hija Maria, que no dudo sea el mejor nombre, en tu constante Fé, el que el Bautismo te dió ! mis brazos te recompensen tan cariñola atencion tuya; y en see de ella espero disculpar el ciego error de no haberte hecho el debido tratamiento, que al blason de tu Real sangre era justo. Y ahora dame, Leonor querida, los brazos. Leon. Padre, el alma en ellos os doy. Pen. Passo es, que enteraecer puede al mas duro corazon. Aur. Como no llegas, Enrique, à mis brazos? Enr. Porque aun no merezco estar à tus pies; pues quien con la exaltacion de la grandeza, constante está en su Fé, y en su amor, se desmiente de muger, de Deidad se acreditó: y ass, mas que del afedo, digna es de la adoracion. Aur. Yo no tengo mas grandeza, que ser tu esposa, ni soy mas ahora, que antes fui, pues una vez que mi amor dueño te hizo de mi mano, mi alvedrio te rindié. Enr. Qué acaso à si, y à mi hermana os traxo aquí? Anr. Ese traydor de Muley fue el que à tu hermana con engaño, y con traicion trako cautiva, que fue la noche que con valor entraste tu en el jardin por mi, y este me robó

de nuestra casa la noche

qua

que al mandato superior de tu padre fuiste, Enrique; este es quien: : Enr. Calle tu voz, denme los Cielos venganza. Anr. Cesse tu justo rencor, y ahora llega à mis brazos. Eur. El milmo gozo la accion me está suspendiendo. Abrazanse, y sale Muley al pano. Mul. Al Rev busco aqui; mas qué traicion es esta? Aurora en los brazos de un Cautivo! à mi furor muera: cómo, dime, aleve, Sale. tu osadía se atrevió à profanar con los brazos el soberano esplendor de nuestra Princesa? muere à mis iras. Saca un punal. Aur. Sin mi estoy! Leon. Qué pena! Enr. Terrible lance! Ped. Empeño grave! Aur. El furor suspende, Muley. Mul. Aparta, que he de matarle. Pen. Un Neron De está hecho el perro Moro; quien llamará à un Confessor? Mul. Muere, atrevido, à mis iras. Don Pedro asele los brazoso Ped. Assi embargaré la accion del impulso de tus brazos, que la sangre del valor en la defensa de un hijo no respeta al superior. Mul. Pues à ti te daré muerte. Enr. Muy possible suera; à no Quitale la espada. dartela yo antes à ti con tus milmas armas, por que en la defensa de un padre la venganza no es traicion. Mul Há aleve, va aquí no hay medios; há de la guarda, traicion. Pen. Todo se lo llevó el diablo. Aur. Quien mayor desdicha vió! Leon. Qué peser! Ped. Lance terrible! Ear. Grave empeño! Aur. Sin mi estoy! Salen el Rey, Maftafá, y Ai, Moros, y Tulco. Roy. Qué es esto? Aur. Yo lo diré: ayu teme aquí el valor: ap. Esto es profanar Muley mi respeto, y pundonor.

pues mas que de su lealtad, llevado de su pession ciega, contra esse Cautivo el vil acero sacó, porque vió que agradecida le recompensaba yo la deuda de que él hubieffe sido (segun me imformó despues, señor, que te suiste) movido de compassion, el primero que à los viles piratas el precio dió por mi persona; y despues, para mas estimacion, me ferió à segundo dueño, donde estuviesse mi honor al lado de una hija suya, con mas decente atencion. Aquesta noble hidalguía, que sin conocerme usó conmigo, ofrecia pagarle, interponiendo el favor fiel mio ahora contigo, para que de la opression del cautiverio le diesses libertad; él se postró à mis ples agradecido, con tan neble sumission, que à elevarle hasta mis brazes la clemencia me obligó; que como ha tan corto tiempo que cautiva me ví yo, me olvidé de mi grandeza, mas no de la compassion, que conmigo los Christianos usaron con el rigor de mi infeliz cautiverie: à aqueste tiempo llegó Muley, sacando el puñal para darle con reneer la muerte; y aquesse anciano, que padre se declaré de esse Cautivo, el impulso à Muley embarazó, assendele de los brazos; à que Muley con furor darle muerte intentaba, y como su padre vió el Cautivo en tanto rielgo, forzado de la passion, saco à Muley el acero para impedir su rigor.

Este es, señor, el sucesso; si en mi tue indecencia, ò no, la que fue solo piedad, Rey tengo, padre, y señor, que cuipar acciones mias pueda con la indignacion: mas no quien antes de haber confeguido el Real favor de mi mano, à mi respeto falte con tanto baldon, que à mi vista dar intente muerte a quien amparo yo. en. di assi las Autoras mienten, qué haran las que no lo ion? Aut. No contradecirla intento, que es muger, y noble loy. en. La sentencia será ello. ey. Autora, Muley obtó lo que yo obrara, pues es contra nuestra Religion conceder a los Chritianos tan ioberano favor; y aunque al Cautivo relevo del castigo, y el rigor que merecia su culpa, porque él no la cometió, pues tu piedad fue la causa de su sacrilego error; indultarle de la muerte no puedo, pues se atrevió à incitar contra Muley sus proprias armas, traicion, que la debo castigar, porque sue contra el honor de Muley, y contra mi; y assi, lievad à los dos à essa mazmorra que hize en mi Palacio, que el Sol apenas dará mañana vida al dia, y esplendor, quando serán escarmiento de mi justa indignacion. on. Qué pena! Ped. Qué desconsuelo! er. Qué ansia! Aur. Mira, señor::: Rey. No hay que mirar; ea, llevadlos. A/enlos.

llevar tambien. Pen. Pues qué, digo, he abrazado al Alva yo, quanto mas Auroras? Rey. Vayan. Vas. nr. En mi esposa el corazon ap. dexo. Ped. Valor, hijo Enrique.

Enr. Tento tu, padre, y señor, para morir en la Fé constante. Pen. Pues vive Dios, que no quisiera ser Martyr, que basta ier Confessor. Lievanlos. Tusc. Venir, perso, à la mazmersa. Pen. Galgo, ya por suerza voy. Leon. Señora, cómo los dexas llevar! Aur. No importa, Leonor, tén confianza en mi afecto, que esta noche la mayor fineza de amor verás, que obra mi amante passion: vamos. Leon. El Cielo permita dar alivio à mi dolor. Aur. Y a mi venganza de aqueste vil, aleve, infiel traydor. Mul. Inmovil casi me tiene mi propria imaginacion, si sera Enrique este aleve Cautivo, que mereció abrazar à Aurora, muchos son los indicios: Leonor el color todo perdido, y sin oficio la voz;

son los indicios: Leonor el color todo perdido, y sin oficio la voz; toda su pena dió al llanto. Aurora le desendió contra mi; y aunque el descargo que llegó à dar en favor de su decoro, parece tiene visos de razon, no lo creo, y esta noche he de entrar en la prisson, y la muerte le he de dar, que basta para el rencor de mi zeloso corage solamente la aprehension, de que es quien de mi enemiga logra el justo savor. Vase. Salen Enrique, Don Pedro, y Penacho

Ped. Qué à una prisson obscura
nos destinasse la suerte,
donde aun antes de la muerre
tengamos la sepultura!
en sin, rigores esquivos
de una infiel obstinacion.

Pen. Qualquiera carcel, è prisson
es sepultura de vivos;
mas otros son mis lamentos.

Ped. Di, qué? Pen. El si anochesido habrá,
pues estoy contando ya

triftes.

cada hora por momentos.

Ped. Qué es lo que dices que ha mucho tiempo, que la luz del dia en los brazos de la noche quanto descansa agoniza, las doce dadas serán.

Pen. Qué oygo? à Dios cantarilla de arrone, y à Dios Penacho, seis horas tienes de vida, y serás al Sol colgado racimo sin parra. Enr. Há impia estrella! qué te costaba el dilatarme la dicha, de que de mi amada esposa lograsse mas de su vista, y que una casualidad la causa fuesse (há desdicha!) de que me viesse Muley en sus brazos, y remissa mi ira estuviesse, pudiendo quitarle entonces la vida, pues desta suerte vengaba la traicion, y alevosía de haber rebade à Leonor, v à Aurora. Ped. La saña incitas, ya no es tiempo de venganzas, Enrique, templa tu ira, ayer morir como Nobles debiamos, mas oy dia como Christianos debemos morir. Pen. Qué ya nos predicas? pues por vida de Mahoma que reniegue, si me obligas à ser racional racimo.

Ped. Calla, tal error no digas:
mas ruído fiento. Enr. Es verdad,
con una llave porfian
hacer dociles las guardas
de una cerradura. Pen. Ira
de Dios, ya llegó la hora.

Ped. Quien será? Pen. No adivinas?
el Verdugo, el Pregonero,
borricos, y campanillas,
para llevarnos.

Salen Aurora, y Leonor con una linterna eculta, y algun bulto, y espadas.

Aur. Leonor,
la luz oculta advertida,
hasta inquirir con la voz,
si es la prisson en que habitan
esta en que estamos. Leon. Bien dices.
Aur. Enrique!

Assultase.

Enr. Quien va? Aur. La misma voz es de mi esposo; ahora la luz manifiesta. Descubrela. Ped. Hija?

Ped. Hija? Enr. Esposa, qué dicha es esta? Aur. Esto es cumplir la fee mia con lo que me debo à mi. y te debo, mas no impidan nuestras amorosas ansias el logro de vuestras vidas; vestidos de Moro os traygo, armas, oro, y joyas ricas, con cuyo disfráz podeis por una secreta mina, que tiene aquesta mazmorra, (cuya causual noticia fue providencia del Cielo para este trance adquirirla) podeis salir à la Mar, donde hallaréis Saetias de Estrangeros Mercaderes; que del oro à la codicia, en Malaga à salvo os pongan, que yo, y Leonor, algun dia con la propria industria espero, que lograrémos la dicha de verme en tus brazos yo, y ella en los de las caricias de su padre; no perdamos el tiempo. Enr. Esposa querida; vo te habia de dexar expuesta à la tyrania de un infiel padre, y expuesta à las amantes porfias de mi enemigo Muley? Primero daré la vida à un Verdugo, que mi amor, ni mis zelos lo permitan, no quiero vida sin ti.

Aur. No ves que la mia peligra, pues si tu mueres, es suerza el que yo muera? Enr. Maria, no tienes que persuadirme.

Pen. Ahora echas bernardinas?

Enr. No tienes que persuadirme.

Aur. Qué mi llanto no te obliga!

Enr. Antes rémora, que está deteniendo con la misma terneza de Baxél amante de mi constancia rendida.

Aur. Señor, rogadselo vos,

Aur. Schor, rogadielo vos, y tu Leonor. Ped. Hijo, mira

**que** 

que entre el cuchillo, y el cuello, la piedad de Dios embia el remedio, y este en todo parece que de su misma mano viene. Leon. No malogres, hermano, de su Divina Providencia el favor, todo se consigue con la vida, y la de un padre aventuras, quando la tuya no libras. Enr. Yo he de morir. Pen. Pues yo no, que antes que lleguen vendimias, un racimo racional se passará en quatro dias: donde esse secreto está, señora? Aur. Aquí está: ea, quita essa losa que la oculta. Pen. Dios me de fuerzas: mas ira de Dios qual pela: Santelmo! Alza un escotillon, y sale un Marinero con una antorcha. Ped. Qué assombro! Enr. Qué maravilla! Leon. Qué horror! Aur. Qué pasmo! Pen. No es nada lo que el tal hollo escondia. Mar. Con permission, y mandato de la Magestad Divina, à pagar el beneficio, que este en su memoria olvida, y yo agradecido tengo la deuda siempre à mi vista, vengo, y sin descubrirme lo haré. Enr. Di, qué solicitas, ò quien eres? Mar. Oid atentos. Tod. Tu voz proliga. Mar. Aquí importa una ficcion, ap. para que no estén remissas sus personas, y yo logre à lo que el Cielo me embia. Yo soy un sagaz Cosario, que estas Costas, y Marinas corro, porque estave en ellas por Esclavo muchos dias, y despues me rescató la Redempcion; yo tenia por dueño al Duán de Argél, y por travefluras, hijas de mi valor, è imprudencia, me encarceló en esta mina por castigo de mis yerros, (que un Esclavo hierros pisa,) y una noche discurriendo,

ò pensando si tendria esta mazmorra mas fondo, por parecerme que oía como à lo lexos ruído; despues que la luz del dia encapotaba la noche, mi valor se determina à seguir aquel rumor, la mano al tacto se aplica, percibo un concabo estrecho, la planta à él se encamina, y à pocos passos que anduve, el ruido mas se avecina, donde con tal novedad el deseo solicita ver lo mismo que le assusta, y descifrar el enigma; y despues de largo espacio, me vine hallar en la orilla del Mar, que sus crespas ondas chocaban en las vecinas margenes de aquesta boca, que fue el ruído que se oía. Discurrí ser esta parte, segun el modo se explica, mina de aqueste Palacio, en ellos costumbre antigua; à mi prisson me bolvi, y despues logré la dicha del rescate, como dixe, por la Redempcion benigna: y movido de piedad, muchas veces examina mi valor este parage, por si acaso en él la ira deste Rey algun Christian o acaso en la prisson misma le pone como yo estuve, para ver si de su iniqua crueldad puedo libertarle, que aquel que de las desdichas fue blanco de la fortuna, considerando las mismas en etres (si es compassivo) el librarlos folicita. Esta ha sido la ocasion, en que mi afecto encamina venir por este parage, senti que la puerta abrian, oygo el idioma Christiano; subi, veo que es distinta la faccion que yo juzgaba,

porque me parece huida la vuestra; pero no obstante, un Baxél dexo à la orilla del Mar, que por lo ligero al viento lo defafia, y como me deis el precio, è recompensa debida, yo os prometo de llevaros hasta vuestra Patria misma sin riesgo, para que en algo mi noble intencion os sirva. Pen. O Patron, tu patronato sea mas rico que las Indias. Aur. Pues pide quanto quisieres, que oro, perlas, joyas ricas tienes aquí à tu mandado. Mar. No es tan grande mi codicia; y pues me ofrezco poneros en salvo, se necessita, que en lo que esto se ajustáre, quien fuere de esta familia cabeza, me haga homenage con juramento, que el dia que yo cumpla mi palabra, me dé, sin que se resista, lo que quedare pactado. Enr. Nada negaré que pidas; à Malaga has de llevarnos. Mar. Pues affi lo facilitas, tu me has de dar una joya, y esta la de mas estima que entrares en el Navio; qué me respondes? Enr. Que se obliga mi nobleza à esse contrato; qué puede ser lo que pida mas que las joyas de Aurora? Mar. Con esse supuesto, asirma con juramento el cumplirlo. Enr. Pues juro à Dios, y à su Invicta Madre, de darte la joya, sin que à ello me resista. Mar. Pues à Malaga partamos, id entrando por la mina. Enr. No traxiste algunas armas? Aur. De todo estoy prevenida, aqui están. Enr. Las llevarémos por si nos fueren precisas. Toman las espadas. Ped. Bien dices. Leon. Ruido siento. Pen. San Onofre. Dentro Muley.

Mul. Nadie impida

que entre, pues licencia traygo

del Rey. Aur. Estraña desdicha, que esta es la voz de Muley. Pen. Pues escapemos aprisa, y entremonos en la boca, que si el galgo nos atisba, en el vivar morirémos. Enr. Yo quedaré à que no impida nuestra suga, pues me hallo con armas. Mar. Pues ya de guia os sirvo. Van baxando por la mina. Aar. No te detengas, Enrique. Enr. Porque no os siga à este tyrano, homicida de mi honor, y libertad. Salen Muley, y Tujco al paño. Mul. Puesto que tengo vencida la entrada, ya le logró mi yenganza; mas mis iras se suspendan, hasta tanto que mis zelos examinan con una industria, si es esposo de mi enemiga aqueste Christiano aleve, as out and pues para mas rabia mia de su nombre me acordé; pero la experiencia diga lo que intento hacer: tu, Tusco, esperame à la salida. Tusc. Ven estar, sinior. Mul. Lo obscuro mas mi intento facilita: Enrique? Enr. Quien es quien llama? Mul. Quien viene à librar tu vida, si una verdad me descubres. Enr. Qué oygo? mas si es singida up. esta propuesta pregunta. Mal. Sossegaos un rato iras: fuiste esposo de Aurora en España? Enr. Aquessa dicha solo yo soy quien la logra. Mul. Pues no aguarden mas mis iras, muera à mis manos. Rinen. Enr. Traydor, no es facil que lo configas, que antes te daré yo muerte, por vengar la alevosía de haber robado a mi esposa, y hermana. Mul. El solicita defenderse, y tiene armas, aqui hay traicion. Enr. Qué refista tanto el perro! Mul. Muerto soy. Caes Enr. Vengué las ofensas mias, 12

la fuga importa, dexando cerrada otra vez la mina. Vase por ella, y cierra tras si. Dent. Tusc. Muley ser el que dar voces, y roido de armas se oian adonde estar el Cautivos; Sale con luz. mas vive Alá ca gozina, como un perra entre su sangre. Mul. Há Mahoma! de tu iniqua maldad reniego. Tuje. Si él llevar, tu tener muy bona dicha: Cautivos no estar, traicion. Dent. Mores. En la mazmorra es, aprisa. Los dos. Baxemos todos; qué es esto? Tuse. Que mi amo ir à otra vida. Mag. Quien le di6 muerte? Tujc. No sé. Must. Pues llevemosle à la vista del Rey, para que execute mas severa su justicia. Dent. Unos. La Princesa no parece, ni la Christiana Cautiva. Dent. Otros. Registrad todo el Palacio. Muft. Una à otra se anticipa la novedad; Tusco, vamos. Sale el Rey. Rey. Donde está Aurora mi hija, Mustafa? Pero qué es esto? Insc. Muley decir que venia à esta presson, yo quedar afora, y apenas pila este lugar, quando oir decir traicion, entro; mira con tencion lo que tu ver. Rey Quien vió mas rara desdieba! y les Christianos? Tuje. No ver, y esta presion examina mi atencien, y hallar que vér. Rey. Nuevo incendio es à mis iras: acudid luego à las puertas, salga la Caballería en su busca, y las Galeras corran de essa cristalina Esfera todas las sendas: Hay maldad mas inaudifa! ea, qué esperais? marchad, apartaos de mi vista. Must. Ya vamos à chedecerte. Tuje. El Rey ir echando chispas. Rey. De ti reniego, Mahoma,

pues caulas tal ignominia. Vanfe.

Voces dentro. Unos. Amayna, amayna, aferra. Mar. En esta Isla tome el Baxél tierra, que la tormenta crece. Tod. Cielos, piedad, que ya el Baxél perece. Mar. Echa el Esquife à tierra, en tanto que se serena el Mar. Pen. Este es encanto, desembarco aturdido, el Mar por poco no nos ha forbido. Sale Enrique, el Marinero, Don Pedro, Aurora, y Leonor. Mar. No os assusteis, que à la vista de Malaga estais. Aur. Qué alegre nueva! de aquí se duscubren sus Torres, y chapiteles. Leon. Qué dicha! Ped. Qué gran fineza! Enr. Qué cerca del Puerto fuesse à saltarnos la borrasca! Mar. Esse naufragio que adviertes, yo lo he causado. Enr. Pues dinos lo que con esso pretendes. Mar. Que me cumplas la palabra antes que en Malaga entres, pues yo he cumplido la mia, segun el contrato tienes hecho conmigo, y jurado. Enr. Yo estoy en satisfacerte; y à mas desto, en recompensa Abre un cofrecillo que trae Aurora. darte otra joya: aquí tienes todas las que traygo, escoge la que à ti te pareciere que es de mas precio, y valor. Mar. Ninguna destas pretende mi aficion; y assi el contrato no lo cumples como debes. Enr. Cómo no? todas las joyas, que esse cofrecillo tiene, son las que entré en el Navio, come tu sabes, y adviertes, y registraste al entrar. Pen. Mas que el Marinero quiere armaraos trampa legal, (como en pleytos hacer suelen) para llevarle las joyas! Mar. Digo que no es la que quiere ninguna de essas mi pecho, que es otta mas eminente. Enr. Aurera, tu has ocultado, ò tu hermana? Mar. No receles

por esta parte, aquí está la joya que me compete. no sé como, ò quando fuesse: Enr. Pues tomatela, à qué aguardas? Mar. Primero has de responderme à lo que ahora te pregunte. Pen. Que Marinero es aqueste, ap. si ha de llevarselas todas, para qué nos entretiene! Mar. Qué es lo que mas en el Mundo estimas, di? Enr. Trance suerte! à mi esposa. Mar. Pues si es tu esposa la que mas quieres, essa la joya que à mi ahora me pertenece. Enr. Como, repara, qué dices? Pen. Todos los quilates tiene que dá la piedra de toque. Enr. Quien se vió en penas mas fuertes! nunca me pude obligar à lo que capaz no fuesse de cumplir. Mar. Este es engano, quando tu espontaneamente re obligaste, sin que suerza ninguno à ello te hiciesse. Enr. Yo solo de aquestas joyas fue el concepto que hice fiempre. Mar. Bien está, yo me convengo; pero la que mas aprecies à mi no me la has de dar. Enr. Pues à quien? Mar. A Dios la ofrece con debidos rendimientos, pues su providencia siempre es quien libra de infortunios: y para que al Mundo llegue à servir de exemplo heroico tan raro caso, atendedme. Yo por mandado de Dios vengo à pagarte el ardiente zelo de una caridad, que tu piedad quiso hacerme.

Enr. Yo te hice à ti beneficio? quien eres? declarate. Mar. Fuerza será que te acuerdes de un Disunto, a quien por deudas, causadas quando viviente, negaban la sepultura, y tu compatiivo al vetle, pagaste por el, y hiciste que sus sufragios le hiciessen. Enr. Ya me acuerdo. Mar. Pues yo foy, Pen. Valgame todo San Lesmes. Mar. Que con permission de Dios, siendo el que lo obra clemente, porque se vea que paga la caridad que se exerce con los Difuntos, dispuso que la libertad os diesse. Ya estais en Malaga, en donde os hallais, fiendo aparente el Mar, la Nave, y tormenta, y lo que veis evidente. Dadle à Dios debidas gracias del favor, que à las Celestes moradas me parto, à Dios. Vase: Pen. O maerto honrado mil veces! del mayor amigo el muerto el mas cercano pariente; vive Dios, que es buen amigo. Aur. Qué dicha! Enr. Absorto me tiene este prodigio, y portento. Ped. El discurso se suspende. Leon. Y yo, viendo esse sucesso, Padre, mi amor se resuelve à vivir en un Convento. Tod. Dichosa tu. Pen. Y yo de alegre salto, y brinco de contento. Tod. Y aqui dichoso fin tiene los Esclavos de su Esclava, y hacer bien nunca le pierde.

faire in Caballetians of the

## FIN.

Con licencia. BARCELONA: En la Imprenta de FRANCISCO SURIA Año de 1769.

Vendese en su Casa, calle de la Paja; y en la de Carlos Sapera, calle de la Librería.